# COMEDIA FAMOSA. EL MONTAÑES JUAN PASOUAL, op to Sale et action in tocato. Yes, Chando do este copin la mona esfaya

# PRIMER ASISTENTE DE SEVILLA.

DE UN INGENIO DE LA CORTE.

PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.

El Rey Don Pedro. Don Alvaro. Perote, segundo.

Sancho Pineda. Lilorente. fuan Pasqual. Leonor, Dama primera. Mochuelo, Gracioso. Doña Maria de Padilla. Una Vieja. Musicos. Lucia , Criada.

Un Letrado. Un Zapatero. Un Hombre. Una Muger.

Ministros Vecinos. Monteros Acompañamiento

### JORNADA PRIMERA.

Dentro ruido de caza, y salen Perote y Llorente.

Voc. dent. TUarda el oso feroz, que al valle baxa.

1. y 2. Monteros, á la cumbre. Todos. Ataja, ataja. Llor. Cargo con ella. Per. Siguele, Llorente-Llor. Oso tan insolente, que sin que tanto ruido le dé pena,

en llos brazos agarra una colmena, y con ella se va paso entre paso, que vo lle siga, ó no, que ha de hacer caso. Dentr. To, to, to. Otros. Por aca. Dentr. D. Akv. Sigue à su Alteza. Per. De llo espeso del monte, y su maleza

cazadores al paso le han salido: ah, par Dios, que uno dellos le ha tendido. Sale Doña Maria.

Mar. Fiero animal! el tiro salió cierto. Per. Ya podemos ilegar, q yale ha muerto: Dexenos lla colmena,

y carguen con el oso en hora buena. Mar. Sin duda estos villanos le han seguido. Llor. Ven, acaba, Perote.

Per. Tres con esta son ya llas que ha cogido. Llor. Acertole, par Dios, por el cogote. Per. Qué amigo era de dulce el bellacote ! Llor. A fe, que no selle ha ido en dulce hors, bien haya, amen, tan bella cazadora. Per. Quien podrá ser? Llor. No sé. Mar. Gustoso rato. Per. Lla colmena pedimos de barato,

y cargue con ell oso, pues lle ha muerto. Sale un Montera.

Mont. Parece que aqui está. Sale Don Alvaro.

Alv. Quando es tan cierto el peligro, señora, y el cuidado, que á todos nos ha dado tan atrevido empeño, bien podia moderar al valor la bizarria. Mar. Y obedeció la frente

del feroz bruto este venablo ardiente. Alv. Qué brio no se humilla

al de Doña Maria de Padilla!

Num 176. Per. Bien mirado, es cierto yo no he habrado, sino del oso y su bellaqueria. Mar. Pues qué temes? Per. Ay Dios! su Señoria mandeles su mercé à los cazadores nos dexen lla colmena, que esta gente, diz, que toman luego diligente quanto en la caza ven, y bien mirado, que son pertrechos que les han tocado. Rey. Quando de este confin la amena esfera Alv. Graciosa sencillez. Llor. Sos un salvage. Per. Enturbiéme. Mar. Decidme, qué parage es este? Per. En el que se halla,

su insolencia es bien cerca de Cazalla. Yo Perote me llamo, y en aquesa Alqueria sirvo á un amo, que Juan Pasqual se nombra, conocido por hombre de callietre y muy leido, el padre de Leonor, que es lla zagala

de mayor hermosura y mayor gala, que hay en todo el contorno.

Mar. Es muy hermosa? Per. Yo apostaré una cosa, que aunque es Llocia bella, que no se atreve à emparejar con ella.

Mar. Quien es Lucia? Per. Acá es cierto embeleco, que trae al hombre atericiado y seco.

Alv. De mi pecho lo diga (ay, Leonor adorada!) la fatiga.

Per. Danos licencia, pues.

Mar. Idos, villanos. Per. Por lla colmena beso pies y manos.

Vanse los Villanos. Mar. A donde habeis dexado, Alvaro, al Rey?

Alv. Del monte en lo intrincado cazando andaba.

Sale Mochuelo.

Moch. Rocinante, pára: qué canse el correr posta! cosa rara. Alv. Mochuelo?

Mar. Qué es aquesto? Alv. Es un criado

mio. Moch. Y que á tus pies postrado, si saberlo codicias, vengo á ganar del Rey unas albricias.

Mar. De que son?

Moch. Ahi que no es nada, de que ya dando fin á su jornada, muy brevemente llegará á Sevilla la Reyna Doña Blanca de Castilla. Mar. Ha, tiranos desvelos, qué presto un fino amor da con los zelos!

pero qué no rezela quien adora? Alv. El Rey viene, señora.

pudo lograr tan bella primavera, ni con prospera suerte lograr sus fieras tan dichosa muerte, bella Doña Maria de Padilla, que quando de tu arpon á la cuchilla, y á la luz de tus ojos

los rayos deben, deben los enojos: digalo yo constante,

cada punto mas fino y mas amante; pues hasta verte el corazon ansioso,

aun en la diversion no halla reposo. Mar. Rey Don Pedro, señor, ya habeis

con que igualdad os ha correspondido el pecho que os adora: pero yo creo, que venia ahora (fiero pesar!) llamado

de otro impulso mayor, mayor cuidado.

Rey. Mayor que vos? que me burlais sospecho:

pues es capaz de otro ninguno el pecho? Mar. Si teneis elegida por esposa á Doña Blanca de Borbon hermosa, si à Francia fue por bien tan soberano D. Fadrique el Infante vuestro hermano:

y ya aqueste ha llegado, qué mucho arguya en vos nuevo cuidado?

Moch. Llegó la mia. Yo, señor, he sido, quien nuevas tan felices ha traido.

Rey. Bien está. Moch. Las albricias. Rey. Fuerte lance!

Moch. Rana, en lugar de pez, salió este lance. Rey. Dos pesares á un tiempo he recibido

en que Blanca, y Enrique hayan venido; pues aun antes de verte,

infeliz Blanca, llego à aborrecerte: Fadrique es bien me asombre, pues me da horror hasta escuchar su

nombre. Mar. No asi el gozo, señor, os enagene.

Rey.

Rey. Tambien tu voz pesares me previene?

Mar. Esto es solo. Rey. Está bien.

Dentr. voc. A la ladera.

Otros. Monteros, al arroyo va la fiera.

Rey. Con seguirla, á uno y otro he respondido

lo poco que esa nueva me ha debido, y advierte, que no siempre lo zeloso añade perfecciones á lo hermoso. Vase. Alv. Raro despego con quien tanto ama. Moch. Bien nombre de cruel le da la fama. Mar. Seguiréle en la caza, que mas llego mis zelos á sentir, que su despego. Vase. Alv. Pues de aqui está Leonor poco distante iréla á idolatrar rendido amante, ya que el sol se despeña en el ocaso. Vase. Moch. Mi embaxada lució muy bien su paso.

Vanse, y salen Leonor y Lucia. Leon. Aun no ha venido mi padre? Luc. Con el rocin y los perros salió á caza, como suele, esta tarde, y aun no ha vuelto, y amenazando la noche va relampagos y truenos. Leon. Asi su vejez divierte. Luc. Y aqui, que culpa tenemos de su edad paraque quiera vivir en este desierto, que es tal esta corta Aldea, que en todo el dia no vemos sino es urracas y grajos? Leon. Bastante, Lucia, siento verme en esta soledad a nid 29 encerrada, y mas pudiendo con el hacienda, que tiene, vivir con descanso quieto en Sevilla. Luc. Pues, señora, para todo hay buen remedio: Don Alvaro, desde el dia que te vio, rendido y tierno no te festeja? Tu fina no correspondes su afecto? Las veces que á verte viene, por no dar nota en el Pueblo, no es de noche? Y aun aquesta, segun te aviso Mochuelo, no le aguardas cariñosa? Pues hay mas que echar por medio, y que á Elena robe Páris,

y arda Troya, que al fin de esto,

quando tu padre despues con sp no venga en el casamiento, decora Don Alvaro tiene hacienda, paraque nada eches menos? Leon. Ay Lucia, cómo hallas facilitando los medios, salida en un caso, do es siempre el honor lo primero! No es mi vanidad tan corta, que he de hacer mi casamiento á costa de mi opinion, ni que culpe el vulgo necio, quando de mi padre admira el valor, punto é ingenio, que pues no fue á gusto suyo, erré la eleccion del dueño. Luc. No serás tu la primera. Leon. Menos me obligas con eso,

Leon. Menos me obligas con eso,
que dorar los propios, no hacen
consequencia agenos yerros.
Luc. Pues Alvaro te persuada
mejor, pues ya le estás viendo.
Leon. Alvaro?

Sale Don Alvaro.

Alv. Leonor divina,
mal sosegára mi afecto,
si teniendo la ocasion
de haber venido asistiendo
al Rey, que en aqueste bosque
caza, de tus ojos bellos
no viniera á idolatrar

los adorados incendios.

Leon. Que á entrar te hayas atrevido,

Don Alvaro, solo siento,
quando mi padre, no solo
no está recogido; pero
aun á casa no ha venido.

Alv. Viendo que el dorado Febo su carroza en el mar baña, cediendo á la noche el cetro, siendo la hora acostumbrada, entré sin este rezelo.

Luc. Pues no le tengas, que yo fiel centinela, á los hierros de eso balcon estaré á la vista. Leon. Pues con eso pierdo el temor, pues podrás entrarle en ese aposento, que como quarto apartado, que solo sirve al efecto

de hospedar (quando tal vez sucede) algun pasagero, entra rara vez en él. Luc. Pero tambien tiene el riesgo de que no tiene otra puerta, y es una reja de hierro su ventana. Leon. Si mi padre sabes, que á su quarto luego pasa à acostarse, ya queda Truenos. libre el paso: mas qué es esto? Luc. Jesus, qué agua! no lo dixe? o mal hayan mis proverbios, que ciertos son. Alv. De repente se ha turbado todo el cielo. Leon. Y mi padre no ha venido. Luc. Recogierase el buen viejo temprano, pues que nos tiene recogidas sin Convento. Ya escampa, y llueven guijarrosa qué ni aun para mi consuelo haya Sacristan, que toque á nublado en este Pueblo! Dentro Juan Pasqual.

Juan. Lucia, Perote, ola. Leon. Mi padre llama. Luc. Pues presto, an sibnozog Isoz entraos en aquese quarto, sinst f. que en pasando al suyo, luego saldreis con seguridad.

Dentro Juan Pasqual.

Juan. Sacad luces. Luc. Voy corriendo, oni abbaroba col

Entranse, y sale fuan Pasqual viejo venerable, el Rey y Mochuela.

Leon. Gente parece que viene obras o con mi padre. Juan. Caballero, esta en que estais es mi casa, y en ella, como yo os tengo ofrecido, pasareis la noche en fin, ya que el tiempo paraque pueda serviros me dió tan feliz encuentro. Rey. Yo os estimo el agasajo,

en fe de lo qual acepto: entre la familia, y otros cortesanos, que asistiendo al Rey en la caza vienen, me hallé tambien, y en lo espeso de ese bosque, como quien nunca ha cursado sus senos.

y mas tan tempestuosa didasti w la noche sobreviniendo, me perdi; y siguiendo el norte de una luz, cuyos reflexos de esta Poblacion salian, segui su rumbo á tal tiempo, que os encontré en el camino, donde galante y atento me habeis traido á vuestra casa. Moch. Y á mi con igual suceso, que sacando el lugar por el ladrillo de los perros, me convidasteis tambien: del Rey advertido vengo el que no diga quien es. Juan. Escusemos cumplimientos, pues que sin saber quien sois, veis que con vos hago esto, será costumbre, piedad en mi, con que el propio obsequio. si como á vos le encontrára, hiciera á otro pasagero. Rey. Y el tambien lo agradeciera. Juan. De conversacion mudemos: Leonor, pues el quarto en que estara este Caballeron sons I sall supongos, que prevenido de de siempre está, como le tengo; á mi corta cena añade la ao suo con brevedad algo bueno, con que á tan buen huesped sirva. Rey. Antes que os respondará eso,

es hija vuestra esta dama? Juan. El estilo palaciego de santone dexad, y puessien . Aldea el fo non estamos, en Aldea hablemos? Leonor es mi hija. Rey. Y es un soberano portento. Leon. Y muy servidora vuestra.

Rev. Yo por muchas causas debo ser el que rendido os sirva. Juan. Vé à lo que he dicho alla dentro. Rey. A eso tambien os respondo, que el favor os agradezco; pero yo no ceno nunca. Moch. Como qué? Yo si que ceno,

y hoy por cazar no he comido. Juan. No tengais cuidado de eso. Rev. Rara belleza! Juan. Leonor, haz lo que te digo presto:

tu, Lucia, saca sillas, i nos suo y un rato en tanto hablaremos. Leon. Cielos, habra tal acaso, at al no se como encuentre medio di 25 con que à Don Alvaro saque. Vase. Alv. O me está engañando el eco, ó es el Rey; él es, que dudo? Moch. Conversacion? Pues vo vengo de subir y baxar cuestas olangib ò cansado, y tambien me siento. Rey. Como este Lugar se llama ? odor Juan. Juan Pasqual, solo compuesto de ocho ó diez casas, que habitan criados mios, que empleoviv en ganados y labranza, no yel la de que (a Dios gracias) hoy tengo hacienda mas que mediana, sidmas y asi mi nombre le he puesto. Rey. Con qué os llamais Juan Pasqual? Juan. Y conocido por eso, ve de tanto en esta tierra, como oh o en España el Rey Don Pedro: aol y vos, que lo preguntais, orquesia cómo os llamais, Caballero? on y Rey. Yo Don Pedro de Castilla. Juan. Con que del Rey sereis deudo? Rey. Que soy como él tan hidalgo, si yo, Juan Pasqual, os confieso ..... Juan. Española fantasiacinh no rapez Alv. Qué querra el Rey encubierto? Juan. Pues yo no soy mas que lo que mirais, señor Don Pedro são Las montagasse de Leoniev us not v me dieron sel nacimiento; omos sup al Rey servi quando mozo, coldina vime he retirado eviejo (in so vs) a esta tierra de Sevilla, la olima el redonde alguna hacienda tengo, que herede de mi muger, . shived con que á mi hija sustento con la precisa familia: Aqui sosegado y quieto tambien soy Rey de mi casa, adonde castigo y premio. Rey. Pues por qué, si al Rey servisteis, no os dió el Rey renta ó empleo? quan. No todos logran mercedes, yo fur desgraciado en eso. Rey. En no premiaros, injusto anduvo el Rey. Juan. Caballero,

ni eso he dicho, ni delante ni de mindice nadie eso. D sh extreb El Rey siempre obra lo justo: el tener tantos sin premios que le sirven, nunca es falta suya, si do considero; pues si el puesto es uno solo, y los pretendientes ciento, noventa y nueve quejosos han de quedar, por lo menos: alguno de estos fui yo, a quien miró con mal ceno la fortuna; mas lo que de nu no me cha servido de consuelo, basap es, que vasallo y soldado, cumpli con ambos empenos : 12 murió Alfonso, a quien servi, y retireme al momento, que empezó á reynar su hijo. Rey. Luego sois culpado en eso; pues si a el no habeis acudido, ban de qué, os quejais ? engres no saix Juan. No mes quejo: ? rogimons es pero para mi desgracia, a no es suo me servi del escarmiento, y ya que nel tiempo perdi, el desengaño aprovecho; solome goi pues si al Rey, à quien services. tantos añosi, no debieron in as des mis meritos atencion; vui le sado y qué puedo esperar de un nueva Principe, que quando quiera or in atenderme, est caso cierto, itano se que para hablarle, y que el so sup se informe de mi sprimero, sev con ser losque servi mucho, sob ouo gastaré en esto mas tiempo? Curioso es el cortesano. de lapone Rey. No es el Labrador muy necio: apque teneis razon parece; demas de que al Rey Don Pedro, he oido, que le murmuran de iracundo, de severo, y aun cruel. Juan. Vos podreis mejor que you saber eso; pues ni aun le he visto en mi vida. Rey. Mas habreis oido lo mesmo. Juan. La fama es camaleon, que los colores diversos muda del ayre, a quien tine

la inclinacion los afectos; does m demas de que el vulgo nunca sigue lo malo ó lo bueno, A la porque sea bueno ó malo; and le sino porque hizo un concepto, suo y tras de aquella opinionia RYDE corre desbocado y ciego. Rey. Pues el por cruel le tiene. Juan. Si? pues saldráse con ello:ne von que es valiente oygo decir, h ned y solo le culpo en esto. orgalis Rey. Culpa es el valor, y mas en un Rey? Juan. Si, Caballero: quando un Rey del valor quiero oni usar, dexando de serlo: and . 29 si son Dioses de la tierra il como los Reyes, será bien hecho, que iguales humanas armas, midan sus fuerzas y acero? Ni que la mano, que solo piedad debe estar vertiendo, tiña en sangre, que no sea dup so de enemigos? Y aun en esto, que es en la campaña gloria, tal vez se culpa el exceso; ivres om pues son impropios de un Rey v los arrojos y los riesgos appeado la Rey. Creo, que teneis razon : 12 300 pero es mozo el Rey Don Pedro, y obra el juvenil ardor. sotione eim Juan. Solo le disculpa eso, obarg one ni yo los brios le acuso, scionas la continuación reprehendo, que de este error cometido, a suo una vez tan sola advierto, sol i ez que dos glorias le resultan, y entrambas de igual aprecio; una el saber renir, y otra el saber dexar de hacerlo. Rey. Y ves ahi, que no puede reprimir su altivo aliento tal vez, é tal vez no quiere. o et Juan. Pues que riña, buen remedio. Rey. A mi no me importa nada. Juan. Puls à mi me importa menos, peor les de Doña Maria de Fadilla, lo que el Pueblo mur nura. Rey. A eso tambien die o, que el Rey es mancebo. Juan. En los Reyes no hay edad,

que son Dioses hasta en eso, I alla y asi deben de obrar siempre lo mejor; mirad, que extremo es lo masmescandaloso, de se on pues si son á cuyo exemplo la Republica se forma, mirad en que buen espejo se mirarán sus vasallos: 6 diganlo los efectos de la falta de justicia, rebeliones de los Pueblos, y que le obedezcan mas que por cariño, por miedo. Moch. Vive San, que le va dando apo al Rey en lo vivo el viejo Rey Tened, que a eso en su favor tambien quiero responderos: Lo que toca á la Padilla, solo en un divertimiento del Rey, porque es hombre al fin, y de este humano defecto los heroes mas celebrados siempre acusados los vemos: y no como mancha, como lunar si, del rostro regio, que como hierro le gasta no la sorda lima del tiempo. Demas de que está aguardando gozar en dulce himeneo a la mas hermosa lis, que produxo el Francés Reyno, Doña Blanca de Borbon, y con su venida es cierto, stato asd. que como el sol deshará como la am nieblas de esos devaneos, volt la (ay de mi! que es imposible ape en lo que á Padilla quiero): verdad es, que alborotada Sevilla, culpe el gobierno, y de su inquietud resulta la falta de bastimentos, al se de ... que padece, mas no tiene toda la culpa el Rey de esto; porque en las guerras civiles, en que se ha inundado el Reyno, contagiosa enfermedad - on some de aqueste mistico cuerpo ha tocado la experiencia, que si se aplican remedios suaves, rebelde el mal,

no quiere ceder a ellos and ma Y si como parte, al fin, infecta, el fuego y el hierro illa y la procura reparar, i name Y .... porque se ataje el veneno; la medicina horroriza, y al Rey, cuyo noble aliento, es palma, que á vista de la oposicion va creciendo: w volcan, que a quien le reprime, le hace rebentar violento: 103 900 sol, que las nubes mas densas deshace con sus reflexos, supplied le dan nombre des crueles al sup los que le hallan justiciero, as mid sin advertir que Sevilla, lous A paraque no a su despecho se desboque, necesita a un gran dano, gran remedio. Juan. Veis todo esto? á mi entender. que nace, à déciros vuelvo, de la falta de justicia, ma aco la que hay muy distintos extremos de justicieros Ministros, Ministros justicieros: Way 2009 . 139 Un castigo atemoriza, un suplicio causa exemplo: pero en llegando el cuchillo á esgrimir siempre sangriento se hace lastima la ira, so od om la lastima sentimiento, o la mana de esto nacen los quejosos, y los sediciosos de esto: que es atributo de Dios la justicia, con que es cierto, que á su imitacion, no es bien cause horror, sino respeto. Si el Rey tuviera á su lado un hombre como yo, creo, que mirando por su fama, y por la quietud del Reyno, que muy en breve Sevilla refrenará su ardimiento. Rey. Qué decis? Juan. Que me dexé llevar esta vez confieso del zelo de leal vasallo, y quien hablo fue mi afecto. Rey. Qué es esto que me sucede? ap. entre aquestos montes, cielos,

quien creyera hallar tal hombre!

Alv. Admirado estoy oyendo. Rey. Con que en fin: 1000 / Sale Lucia. new Sup Luc. Ya, señor, tienes is small well la cena, como has dispuesto. prevenida. Juan. Pues sacarla puedes á aqueste aposento. Rey. Ya, que no ceno, os he dicho. Moch. Yo si os he dicho, que ceno, y hoy no he comido ; con que almuerzo, como, y muriendo. Juan. Si vos no cenais, yo si, ques estoy enseñado á ello: Sacan la mesa los Villanos, y sientanse Juan y Leonor a O' and y porque hayais vos venido, o que que no fuera razon creo, pasar yo una mala noche por un vano cumplimiento: Sientate, Leonor, aqui, que á todo el señor Don Pedro dará licencia. Rey. Ay, hermosa Labradora; que me has muerto. Sale Sancho. 180 al 65 Sanch. Buenas noches , Juan Pasqual. Juan. Sancho? de verte me alegro. Moch. No te olvides de mi plato con la conversacion. Juan. Tengo mucha memoria. Moch. Señor, quien habla mas obra menos. Rey. Esto es vivir, Juan Pasqual. Juan. Yo os juro, que el Rey Don Pedro cenará mas regalado; pero no con mas sosiego. Rey. Aqueso yo lo aseguro. Sanch. Quien es este Caballero? Juan. Es un huesped que me honra. Sanch. Yo a su servicio me ofrezco. Rey. Yo la merced os estimo. Juan. Sancho Pineda es mi deudo. y muy honrado Escribano. Leon. Ni aun para hablar tengo aliento, mientras que á Alvaro no saque. Sanch. Ay, adorados luceros, y siempre para mi esquivos! Juan. Ya que no ceneis, al menos correspondereis al brindis, que para postre hacer quiero.

Rey. Eso es razon.

Juan. Vaya á

El montanés Juan Pasqual. la salud del Rey Don Pedro, A. ... una hermosal cazadora, orsing as y su esposa Doña Blanca, 2 . 2 y diole en el pestorejo, so is que vivan siglos eternos. y alli le dexó rendido. Rey. Y quien fue? que propose of Caesele al Rey el vaso, y le levanta Per. Si bienome actuerdo, sa suprior shore Juan Pasqual . shingvorg la llamaban la Papilla pibem al Juan. Que ha sido? Juan. La Padilla dirás, necio. Rey. Cayose al beber al suelo. Per. La Papilla o la Parrilla, la ca Moch. Para el Tabernero dicen, y qué tenemos con eso ? ogo si que ese es un buen aguero : vod y yo agarré con mi colmena, solov dadme á mi el jarro, y vereis da que toda la habia deshecho, si en el camino tropiezo. y saquéla estos panales, mo los Juan. Quitad la mesa. Rey. Parece, paraque cene jy supuesto sondali que os ha pesado por esto. que la casa se nos quema, Juan. Yo no tengo aguero en nada; bien es que nos callentemos. pero á mis Reyes venero. Rey. Sencillez entretenida. Morto die Sanch. Howsen Sevilla tambien Mientras habla, le va sacando d Perote su muger, dicen, que ha muerto los panales Mochuelo. un Zapatero. Rey. Por que? Per. Ojee aqui. Juan. Qué ha sido eso? Sanch. Sobre confirmados zelos Per. Un zangano, que en la miel 6 agravios, de haber hallado anda. Moch. No es sino un mochuelo: dentro en su mismo aposento e en el oso era de buen gusto. Per. Y vos sois del oso deudo? de la Catedral, y huyendo Soltad. Juan. Dexale que coma. se escapo. Moch. En tal tranco. Per. Pues vamos, y partiremos. Vanse. aun mejores pies, que dedos, Juan. Ya es tarde, y será razon llevaba el tal Organista. recogerse, Caballero: Rey. Que anduvo honrado confieso. basta de conversacion, Juan. Cumplió con duelos del mundo, y perdonad, si molesto, mas no con leyes del cielo: me he pasado á discurrir en aquello que no entiendo. mi muger es otro yo; y pues yo a mi no me debo Rey. Vos sois un nuevo Caton, dar la muerte, claro está y yo os escucho suspenso. que á ella tampoco; ya veo, Juan. Ese es vuestro quarto: Ola, que raro es el que es señor llevadle una luz adentro. de su primer movimiento. Alv. Detras de alguna cortina Rey. Hombre raro es Juan Pasqual, el ocultarme prevengo. Entrase. de capricho á todo opuesto. Luc. Puesta está la luz. Leon. Sacar Sale Perote con un plato. Per. Todos estamos acá, antes que amanezca intento á Alvaro. Luc. Si el huesped halla muesamo. á el escondido, ahí es ello. Juan. Qué traes de nuevo? fuan. Vamos. Per. Ahí que no es nada, pardiobre, Rey. A Dios, Juan Pasqual. que á no andar yo con mi ingeño Juan Buenas noches, seor Don Pedro. guardandole sus colmenas, Vanse todos, y queda el Rey solo. no dexa coron, ni medio, Rev. Qué es lo que pasa por mi un oso amigo de miel; llego á dudar esta vez: y al fin, como si un viñuelo quien creera que mi altivez Îlevára, cargó con una; llegó á sujetar asi

pero salióle al encuentro

EC.

un Labrador, un villano,

replicando con teson, culpando mi condicion? Mas qué me admira, si es llano, que la razon de la ley tener tanta fuerza pudo, y con ella, aun el mas rudo, puede convencer á un Rey? Quien creyera caso igual, ni que estos asperos montes, en sus breves horizontes tuvieron un Juan Pasqual? Yo lo dudé, aunque lo vi tal noche, es alegre dia, feliz caza fue la mia, para ganar me perdí; y bien que me perdi advierto, si de su hija Leonor loco me tiene el amor, sus bellos ojos me han muerto. O, quien la pudiese hablar! mas qué repite mi labio ? A un hombre he de hacer agravio, que asi me supo obligar? Mas cómo podre la llama reprimir, en que ardo fiel? No en vano Pedro el Cruel me llama á voces la fama. Mas no es Leonor la que miro? Segun luz distante ofrece, que aqui se acerca parece: ella es, aqui me retirc. Retirase. Sale Leonor.

Leon. Pues recogido mi padre queda ya, y que yo sosiegue es imposible, hasta ver como Don Alvaro puede salir, antes que del dia las luces lo manifiesten: fiel centinela, es preciso, que el quarto del nuevo huesped ronde; pues no hay que dudar, que en mirando, que él se entregue al sueño, Alvaro saldra, y asi es forzoso el espere, paraque de ese jardin, por el postigo le eche: ya todo en silencio yace. Rey. Aqui acercandose viene: qué buscará á aquesta hora? pero sea lo que fuere,

no he de perder esta dicha, pues la ocasion me la ofrece. Yo salgo. Leon. Cierto salió mi discurso, pues, ó miente la vista, ó del propio quarto, que sale un bulto parece, segun la distante luz de adentro permite verle:

Don Alvaro es, pues me busca, y así sin rezelo llegue.

No sabreis con el cuidado, que he estado este rato breve, hasta volver á buscaros.

Rey. Qué es esto que me sucede!

á mi dice que me busca.

Leon. Y pues ya todo se advierte
sepultado en el silencio,
pues solo es razon que vele

la que os puso en tal cuidado.

Rey. Cielos, qué enigma es aqueste?

Si Leonor me ha conocido
acaso? Leon. Pues felizmente

fortuna hasta aqui me ayuda, esta ocasion aproveche: seguidme, pues.

Rey. Ya, divina
Leonor, á seguirte atiende
el alma como á su norte.
Leon. Cielos, que acento es aqueste?
quien eres, hombre?

Rey. Qué extrañas
quien soy, si á buscarme vienes;
y yo tambien, si á buscarte
sali: porque, si se atiende,
profetas del alma son
los corazones á veces.

Leon. Muerta soy, yo me engañé, y este sin duda es el huesped: el que me haya conocido, solo es bien que á sentir llegue: mas retirareme. Rey. No que te has de retirar pienses sin escucharme, que ya que amor me ha dado esta suerte, no he de ser de los amantes, que de cobardes la pierden.

Leon. Caballero, ese lenguage para mi es tan nuevo siempre, que solo el silencio es frase, con que puedo responderle.

B

Al paño Alvaro. Alv. O me ha engañado el oido, ó lisonjero me miente el eco, 6 es de Leonor la voz, que escuché desde ese cancel, adonde encubierto he aguardado que el Rey entre, y aun si mal no he percibido, que habla con él me parece. Leon. Ya os he dicho, que no osado quebranteis con tan aleve trato, tan indigno intento, del hospedage las leyes. Rey. Amor es Dios, y ninguna puede haber que le sujete. Leon. Caber contra la razon, jamas en un Dios no puede. Alv. Cielos, cierta es mi sospecha, que haré en un lance tan fuerte, entre mi Rey y mi dama? porque otra puerta no tiene el quarto por donde pueda salir, quando hallar pudiese en mi salida el remedio: Salir por aqui es perderme en la condicion del Rey, y el credito Leonor pierde. Rey. Suspende, hermosa Leonor, el ceño esquivo, suspende el enojo, y mas sabiendo, que el que te habla de esta suerte, si Don Pedro de Castilla entiendes tu, bien entiendes; pues soy el Rey, que perdido por tu amor, dispuse el verte disfrazado de este modo, por lograr el que atendieses mis ansias y mis razones. Leon. Cielos, nuevo riesgo es este-Alv. Ya el sufrimiento es infame, y asi aunque à parecer llegue temerario, solo un medio al discurso se le ofrece en tan apretado lance, quiera el amor que le acierte. Rey. No me respondes? Leon. Senor; como quereis, que à creer llegue que sois el Rey, si venis á buscarme; pues los Reyes á dar á las casas honra,

y no á quitarsela vienen? Rey. Yo a quitartela! antes vengo todo mi Reyno á ofrecerte, que mandes en él intento, y que á tu ley obedientes todos; tu gusto executen; y no es exceso, si advierten, que à quien yo sirvo es razon, que el que me sirve respete: De riquezas llenare tu casa, padre y parientes: y en fin, si llego á ser tuyo, tendrás quanto yo tuviere. Leon. Yo el favor os agradezco: pero reparad prudente, que la hija de Juan Pasqual nunca á lo que á si se debe puede faltar, ni del mundo por todos los intereses. Alv. Ya dexo puesto el remedio; pues contra mi Rey no puede haber otro en que mi dama, y a mi lealtad no atropelle. Rey. No cumplieras tu con ser tan hermosa, sino fueses tan esquiva, y ese ceño mas me halaga, que me ofende. Leon. Vuestra Magestad repare. Rey. Dexa el melindre, y advierte, que ya una vez declarado, desayrado nunca vuelve mi amor, y que la primera muger (bien blasonar puedes) has sido, que el Rey Don Pedro ruega tan humildemente. Alv. Su arrojo temo, y mi industria, que tarda en obrar parece. Leon. Señor, mirad: muerta estoy. Rey. Nada ya que decir tienes. Leon. No me obligues à que à voces llame a mi padre y mi gente. Rey. Y quando vengan, qué harán ? si mi poder al mas leve aliento, de sus furores cenizas hacerlos puede? Leon. Cumpla yo con lo que debo, v venga lo que viniere. Padre, señor. Rey. No te escuchan. Dent. voc. Fuego, fuego. Rey. Mas, que es este rui-

ruido? Alv. Logré mi cautela. Voces. En cenizas se resuelve la casa de Juan Pasqual. Alv. Qué importará que se queme, si asi su honor puse en salvo? Y si arrojo pareciere, disculpele amor: pues quien se mira ahogar ciegamente, abraza el desnudo acero. Dent. Juan. Acudid todos. Rey. Parece, que en este quarto de adentro, donde hospedar me previenen, es el fuego. Leon. Qué decis? De esta ocasion me aprovecho para huir de su rigor. Rey. Aguarda, espera, detente. Dent. Juan. Acudid, acudid presto. Alv. Pues asi me favorece la obscuridad, ya podré salir, sin que mas espere; pues Leonor ya queda libre, hasta que el postigo encuentre: Fuego, fuego, acudid todos. · Leon. Cielos , Alvaro es aqueste; Sale Leonor, y el Rey tras ella. sin duda que salió ya: mis temores se sosieguen. Dent. Juan. Venid conmigo, que aqui el humo mas denso crece, y la voz oí de Leonor. Sale Juan. Juan. Pero que miro? Leon. Qué tienes que admirar, si del estruendo y la turbacion, dos veces, sobresaltada salí, el que aqui decir me oyeses á voces, padre y señor? Rey. Rendido yo al sueño, en ese quarto quede en una silla, causa sin duda, que dexé inadvertido la luz donde este volcan enciende. Sale Sancho. Sanch. Ya han acudido, señor, á apagarle diligentes. Salen Don Alvaro y Criados. Alv. Aqui es el incendio, entremos por si remediarse puede: Mas que veo? Rey. Mas que miro?

pues, Don Alvaro? Alv. En aqueste paragec tu Magestad? Juan. Que escucho? el Rey es el huesped? por eso era tan curioso; yo le hablé muy libremente, mas ya no tiene remédio: que humilde vuestros pies bese dexad. Rey. Alzad, Juan Pasqual. Leon. A todos nos lo concede. Alv. Viendo que no parecias, todo el bosque diligente examiné, y un Montero, por fin, me ha traido á este Village, quando un vesuvio todo ese quarto parece. Rey. Perdido en la tempestad anduve, sin que pudiese hallar senda, hasta encontrar el anciano, que aqui adviertes, y á quien por conocer doy por bien empleado el perderme, Sale Perote. Per. Ya queda apagado el faego, sin pasar de las paredes. Rey. Qué ha sido el daño? Juan. No ha sido mucho, señor, me parece; demas, que porque mi casa. vuestra venida festeje, fue razon, que ella á sí propialuminarias encendiese: Rey. Y Doña Maria? Alv. Ha vuelto, (creyendo que allá estuvieses) a Sevilla. Rey. Raro acasos! Alv. Dicha fue, que hallar pudiese quando del jardin la puerta abri, tan apriesa, gente con quien he vnelto sin nota. Rey. Qué hay, Juan Pasqual, qué os parece, los huespedes que teneis? Juan. Vuestra Magestad, no acuerde á mi ignorancia sus yerros. Rey. Cómo olvidar se me pueden vuestros prudentes discursos? y es justo que se celebre, que hubo quien llegó á Don Pedro en su cara á reprehenderle. Juan. Razon tuve en lo que dixe, ó al menos, me lo parece. B 2 Ron.

Rey. Y os acordais, que dixisteis, que si á mi lado estuviese un hombre, como vos, yo reynaria felizmente? Juan. Ya os dixe tambien, que habló el afecto solamente de la lealtad de vasallo. Rey. No de haberlo dicho os pese-Juan. No soy hombre de los que de lo que hablan se arrepienten, ni lo que una vez he dicho, lo niego, yerre o acierte. Verdad es, señor, que he dicho, que si al gobierno, Asistente me hallase en Sevilla, como en mi Aldea, ser pudiese que su inquietud sosegase: Y tened por evidente, que lo que toca á justicia, por su autoridad volviese: hasta ahora con estos años, no ha habido quien á perderme se atreva el respeto, siendo Oficial en vuestras huestes, Alcalde de mi Lugar, y ahora vecino de este: y esto porque á todos di lo que á cada uno se debe, sin afecto, ni rencor, mirando á la razon siempre. · Luego en Sevilla, teniendo vuestra sombra, bien se infiere lo executára mejor, que si buena intencion tienen, corre por cuenta de Dios. el acierto de los Jueces. Alv. Raro hombre! Rey. Pues Juan Pasqual, à mi servicio conviene, que vengais à gobernar á Sevilla. Juan. Considere vuestra Magestad, que soy hombre humilde para ese cargo. Rey. Lo que para el busco, es cabeza solamente; esta encuentro en vos, la sangre, si tan ilustre no fuere, vos la ilustrareis, que asi principio las cosas tienen. Juan. Mirad, que soy testarudo,

y lo que una vez sentencie en justicia, no ha de haber. ordenes, que me lo truequen. Rey. Lo que hicieres, doy por hecho. Alv. Qué asi con el Rey alterque! Juan. Mirad, que sin excepcion al que culpado aprehendiere, he de castigar, sin que valgan glosas á las leves. Rey. Ni aun mi casa reserveis: quereis mas poder que este? Juan. Mirad, que me estrechais mucho, y que puede ser que acepte. Rey. Juan Pasqual, lo dicho, dicho. Juan. Pues si remedió no tiene, lo dicho, dicho, señor. Rey. Pues ya del rosado oriente el sol dora los balcones, que el alba à perlas guarnece; vamos á Sevilla. Juan. Vamos. Rey. Luego al instante se lleve vuestra casa; y á Leonor lograré ver de esa suerte. Leon. Cielos, o yo estoy sonando, 6 ignoro lo que sucede. Alv. Ay Leonor, no esta fortuna con tu estado tu amor trueque-Luc. Pasé de mondonga á dama. Per. De esta vez el sayo dexo. Moch. Bien le pagó la posada á Juan Pasqual nuestro huesped-Juan. Sancho, quedaos á asistir. la hacienda, pero id á vern e. Sanch. Ay Leonor, mas imposible cada vez mi amor te advierte. Alv. Caprichos del Rey son estos-Rey. Venid a ser Asistente, como decis, y este nombre al de Gobernador trueque. Yuan. Vamos muy enhorabuena; mas mirad, que se os acuerde, que tengo de hacer justicia al pobre y rico igualmente.

#### JORNADA SEGUNDA.

Sale Doña Maria de Padilla. Mar. El daño, que se previene, dicen, que suele templar en la desdicha el pesar,

y que es menor quando viene; pero el que yo he prevenido, mayor tormento me ha dado, que no hay mal imaginado, que se iguale al padecido: Siempre temi la venida de Doña Blanca, mas ya sé menos pesar me da; pues del Rey aborrecida, borrado el nombre de esposa, y su vida amenazada, vive en Sidonia encerrada: con nueva pasion zelosa lidio, que el desasosiego con que al Rey he reparado, me avisa nuevo cuidado, que se encubre mal el fuego.

Dam. Una muger, que encutr endo el rostro, muestra con llanto que entre la nube de un manto dos soles está cubriendo, sin verlo el Rey, mi señor, dice que te quiere hablar.

Mar. Bien puedes dexarla entrar:

Sale Leonor con manto, y se arrodilla.

Pero qué miro, Leonor?

Leon. Tus pies me da en dolor tanto,
como centro de mis bienes.

Mar. Qué traes? qué lloras? qué tienes?
habla.

Leon. Si me dexa el llanto: Referirte como el Rey honró á Juan Pasqual, mi padre, sacandole de un humilde Labrador de este Village á Asistente de Sevilla, donde en favores iguales ya casi del todo el Reyno le ha hecho su segundo Atlante. que con él viene à Sevilla, trocando á las vanidades de la Corte, dulces ocios de la Aldea inapreciables. feera cansarte no mas, supuesto que ya lo sabes: y asi, por no perder tiempo, pasemos á lo importante. Quien no pensará, señora, que entre estas comodidades.

de que gozaba contenta, sin rezelo de pesares, no estaba libre la vida de los rigorosos trances del agravio, de la injuria, fuerzas y afrentas mortales? Pues no fue asi, porque alli la ofensa supo buscarme, vino á ofenderme el poder, y el agravio supo hallarme. El Rey Don Pedro, señora, que el cielo mil siglos guarde. perdido acaso en la caza, vino á mi casa á hospedarse. y alli buscando ocasion entre las obscuridades. hallandome descuidada, su amor llegó á declararme : respondi como quien soy: pero á no haber de mi parte puestose quizas el cielo centinelas vigilantes (calle de Alvaro el arrojo) haciendo arder en volcanes la casa (feliz incendio) quizá á sus temeridades, fuera mi amor mayor Troya, y él mas atrevido Páris-Desde entonces, desde entonces noches, mañanas y tardes, hecho clicie de mi casa, y sin salir de mi calle, ha hecho publico su amor con demostraciones tales, que Sevilla lo murmura, aunque mi constancia sabe. Hoy, pues, quando el alba hermosa. entre dorados celages, corrió la cortina al sol de su cristalino catre. á mi casa llegó el Rey, no estando en ella mi padre. Supelo, y por un postigo secreto salí á la calle, huyendo su tirania, como el triste navegante, que de la nave se arroja, porque se anega la nave. Y al fin, despues de pensar remedios, que vanos salen,

vengo à ver si de tus pies el gran sagrado me vale: diligencia cuidadosa es bien que este daño ataje, que aunque la cautela ha sido quien se opone á este combate, no siempre puede la industria resistir temeridades, quando amor rige el poder, rayo que montes deshace, á avisarte del peligro en que mi honor triste yace vengo: apresura, señora, el remedio, no se tarde, no dés lugar, que las canas lleguen, señora, á ultrajarse de un padre, que asi te sirve, ni que el Rey mi opinion manche; porque si llega mi infamia, y su intento á executarse, mi vida de poco sirve, y han de verse hundosos mares de sangriento humor correr por los campos y las calles. Viven los cielos: perdona, que el dolor adelantarse pudo aqui: viva mi Key, y mi triste vida acabe. Mar. Leonor, asi de tu pecho el valor enagenarse pudo, teniendome á mi? No te juzgué tan cobarde: viboras mi pecho encierra, no vuelve tan presto el aspld à la planta inadvertida, de quien antes vió pisarse, como esta ponzoña fiera ya en mis sentidos esparce, abrasando el corazon: sienta el alma, el labio calle. Vamos al remedio ahora, vuelve; pues, sin declararse, antes que tu padre sepa tu ausencia á casa. Leon. No mandes::-Mar. Esto importa. Leon. Mira, advierte::-Mar. Esto ha de ser, no te canses, tu honor corre por mi cuenta.

Leon. Tu vida los cielos guarden. Vase.

Mar. Bien temi, bien rezelé:

pero al remedio, pesares. Salen el Rey , Don Alvaro y Mochuelo. Rey. Hermosa Doña Maria? Mar. Señor, vuestra Alteza aqui? Rey. Pues puedo yo estar sin ti? Mar. Lisonjas? por vida mia, que tan cariñoso trato causarme sospecha es bien; pues de ganancia anda, quien da favores de barato. Rey. Qué son zelos? Mar. Mis desvelos no se atreven á ese error, que quien logra mi favor, cómo me puede dar zeles? Rey. Presa Doña Blanca está, que os podia dar cuidado. Mar. Mas su prision me le ha dado. Rey. No hableis de eso; bien está. Mar. Siempre su pena he sentido. Rey. Es escusada piedad. Mar. Al fin, es muger. Rey. Mirad si Juan Pasqual ha venido. Mar. Su cuidado maravilla. Rey. Acierto fue, en lance tal, haber hecho á Juan Pasqual Asistente de Sevilla. Alv. En él la justicia es quien sus acciones concierta. Moch. La carcel tiene desierta, no hay preso que dure un mes, causa ninguna le atasca, porque esto del sentenciar, lo mismo es para él, que echar sombreros à la tarasca: en esto de averiguar delitos (pierdo mi tino) hay quien diga es adivino, ó que tiene familiar. Rey. El es hombre de valor. Alv. Unas naranjas ha echado en este estanque, y mandado, que en él se junten, señor, los Escribanos. Rey. Kenombre perpetuo á la fama da. Moch. El demonio entenderá las manias de este hombre. Sale Juan y un Escribano. Juan. Logrose la industria mia. Los pies, gran señor, os pido. Rey. Seas, Juan Pasqual, bien venido,

ha-

hablad á Doña Maria; 🤚 mas cómo os entrais aqui con la vara? Juan. No es error, como es justicia, señor, nunca la aparto de mi-Moch. En viendola se enagena el Rey contra toda ley. Juan. De los afectos del Rey ap. esta Padilla es Sirena, mas nada en amor se extraña: dadme, señora, la mano, asi el cielo soberano os haga gloria de España. Mar. Vedme despues mas despacio. Juan. Aquesto es lisonjear, ap. mas algo se ha de pegar de andar un hombre en palacio. Rey. Admiracion me ha causado el saber, qué disponeis con las naranjas, que habeis en aquese estanque echado? Juan. Presto señor, vuestra Alteza sabrá lo que determino: averiguar imagino de este modo la entereza wy fidelidad con que acuden á su exercicio los Escribanos, oficio, que ya en Sevilla se ve, sin la integridad pasada, que les dió opinion igual. Moch. Con naranjas Juan Pasqual creo se la tiene armada. Juan. Yo á todos les he pedido, que por testimonio den estas naranjas, que ven, quantas son, y han convenido que son tres las que, señor, ven en el estanque ahora. Alv. Algo oculto se atesora debaxo de este exterior. Moch. Este viejo es un demonio. Juan. Para mas seguridad, vos, Sancho Pineda, dad lo mismo por testimonio. Sanch. Solamente de este modo, que podré darle sospecho. Alzase la manga, y se entra dentro. Moch. Al estanque va derecho, desnudo el brazo hasta el codo:

registrando en caso tal
las naranjas diligente.

Juan. Ese, señor, solamente
es Escribano legal.

Mar. Tres medias naranjas eran
las que en el estanque había.

Juan. Esa fue la industria mia.

Moch. Todos los demas se alteran.

Sale Sancho.

Sanch. Segun reparando estoy,
las naranjas, que he sacado,
que son tres medias he hallado,
de esto testimonio doy,
y causar no debe enojos,
debiendo ser verdadero,
que para darle primero
fuese á verle con los ojos.
Rey. Para que sepa Castilla
como os premia mi favor,
Escribano sois Mayor
del Cabildo de Sevilla;
perpetuo esté en vuestra casa,
Pineda, este oficio.

Sanch. Ved, señor, que tan gran merced ya de los limites pasa. Rey. Para la posteridad, que justa memoria ofrece. premio tan grande merece tan grande legalidad. Juan. Ya que con tal premio das tanto blason á su honor, ahora falta, señor, castigar á los demas; Con el medio que señalo. poniendo á este efecto freno, se adelantará el que es bueno. y se emendará el que es malo; pues solo paz y quietud puede haber en exercicio, donde se castiga el vicio, y se premia la virtud. Rey. Pues que su delito es llano. ninguno de los demas

use adelante jamas

el oficio de Escribano.

ha mandado disponer;

que si llega à suceder

en la calle una pendencia,

Juan. Tambien, senor, mi advertencia

porque no pueda escapalle la vil fuga al delinquente, los vecinos prontamente salgan y ocupen la calle; con aquesto, reprimidos ven los inquietos su error, al ver que han de ser, señor, ó presos ó conocidos; y si en medio tan extraño la aver guacion no hicieren, los que en la calle vivieren, paguen de la calle el daño.

Sale Perote.

Per. No hay que andar, que aunque delante sea del Rey, entrar tengo. Fuan. Perote?

Per. Yo so, que vengo. Juan. Que es lo que traes?

Per. Que in fragante un hombre hemos percollado entre yo y un camarada.

Fuan. Pues por qué? Per. Ahí que no es nada, al Organista ha matado

de la Catedral. Rey. Que of? Per. Pardiez razole el garguero. Juan. Aqueste es el Zapatero,

hacedle entrar.

Salen dos Ministros con el Zapatero.

Per. Ya está aqui.

Rey. Eres tu aquel que atrevido cometió tan grave error?

Zap. Yo he muerto un hombre, señor; mas que me escuches te pido. De la Iglesia el Organista, por ser mas rico, ó por ser ordenado, á mi muger solicitaba á mi vista. Soy un pobre Zapatero; pero no fuera razon, que nadie de mi opinion juzgue, que infamia tolero: Yo, aunque el lance era cruel, antes que adelante pase, paraque lo castigase, di cuenta a su Juez; mas él, como si asi remediara de mi deshonor el dano, le condena á que en un año el organo no tocase:

él que asi vió despreciar mi queja, dió en ser molesto, pues para su fin, con esto tenia ya mas lugar. Yo á quien el punto desvela, mirando tal injusticia, di en ser, con muda malicia, de mi casa centinela; y un dia que entré avisado, y juntos los encontré, á ella, señor, la maté, y 'salí tras él airado; por pies se llegó á escapar, que es un ave un delinquente, y aunque he andado diligente, hasta hoy no le pude hallar: la vida le quité osado, la mia aqui te presento, pues yo moriré contento de ver mi agravio vengado.

Rey. Su valor he visto junto

Juan. Considero,

que es asi. Moch. Qué Zapatero no es hombre de mucho punto?

Zap. Confieso anduve atrevido: pero mi honra me ha obligado. Moch. El Zapatero es honrado,

y de solar conocido.

Rey. Mas si tenia en tal suerte Ordenes el Organista,

que pague no hay quien resista dos muertes con una muerte.

Juan. Tal decis?

Rey. No hay resistencia, resentenciadle. Juan. Luego á mi cometeis su causa? Rey. Sí.

Juan. Pues aquesta es la sentencia:
Si al atajar tantos males,
creyó aquel Juez que bastára,
que el organo no tocára
en un año; en casos tales,
si estos castigos son gratos,
y mayor rigor no es bueno,
en un año le condeno
á que no cosa zapatos.

Rey. Esa no es ley, es capricho.

Juan. Ya os dixe el inconveniente

al traerme por Asistente. Rey. Advertid. Juán. Lo dicho, dicho.

Rey.

ley. Quando á su muger mato, vos su delito culpasteis. fuan. Y vos tambien le alabasteis, que tambien me acuerdo yo: lo que me mueve, señor, es el verle tan honrado, que hasta ahora no ha sosegado por hallar á su ofensor. Esto le sirve de abono, porque á mi ver, cosa es clara, que por su muger le ahorcára, pero por él le perdono. Zap. Por favor tan singular, vuestros pies, señor, os pido. Juan. Andad con Dios, y advertido, que no os volvais á casar. Zap. No es para mi ley severa, si mi desdicha mirais. Juan. Vive Dios, que si os casais, que os ponga en una galera. Per. Pardiobre estamos medrados, ya que no como cohechos, voy á cobrar mis derachos. Rey. Dexadme, amantes cuidados. Juan. Ya voy, señor, á rondar; pues corre la noche el velo. Rey. Juan Pasqual, tanto desvelo? Juan. Un Juez no ha de sosegar. Vase. Rey. No he visto Ministro igual. Mar. Todos le tiemblan. Alv. No hay hombre en Sevilla, á quien no asombre la vara de Juan Pasqual. Rey. A ver tengo de ir despues ap. á Leonor, pues grangeada está, para darme entrada Lucia, del interes. Mar. No sosiego, aunque me asista el Rey con finos desvelos: ap. qué bien llaman à los zelos, anteojos de larga vista! Alv. Al punto à ver à Leonor, ap. iré, pues ya muere el dia-Rey. Venid, mi Doña Maria. Mar. Vamos, mi Rey y señor.º Salen Leonor y Lucia á una reja. Leon. Pues que mi padre ha salido, como acostumbra á la ronda; ponte, Lucia, á la reja, por si ver acaso logras

á Alvaro, que entre las penas, que me combaten furiosas, solo este alivio me queda. Luc. Si Leonor supiera ahora, ap. que le he dado al Rey la llave del jardin, y cuidadosa he de estar para avisarle, quando de entrar sea la hora, que dixera? Pero á mi, qué se me da de estas cosas? Buena cadena me vale, y prometida una joya. Salen Don Alvaro y Mochuelo. Alv. Mochuelo, ponte á esa esquina, y avisame, si la Ronda, i otro viniere. Moch. Señor, yo no quedo bien á solas. Alv. No tengas miedo. Moch. Que es miedo? Antes es, si bien lo notas; porque si alguien va á pasar, y mi valor se lo estorba, la calle alborotaremos, y asi es acertada cosa, que esteis junto á mi, porque si el diablo ordena la historia, el enojo me reprimas, si alguien vieres que me enoja. Alv. Haz lo que te digo, y calla. Leon. Alvaro? Alv. Leonor hermosa? Leon. Ya culpaba tu tardanza. Alv. Quien sirve no tiene propias. sus acciones: asistiendo he estado al Rey hasta ahora; y cree, que aunque jamas te apartas de mi memoria, quando con el Rey estoy; siempre te encuentro mas pronta. Leon. Qué son zelos? Alv. No, Leonor, cuidados, que al alma ahogan, si, pues sabes que la noche, que por reservar tu honra, à tu casa puse fuego, vi tu resistencia heroyca. Leon. Pues de qué son los cuidados? Alv. De nada, á quien asi adora tan poco contrario es un Rey, que á las fuertes olas

del mar de su poder, no tiemblan las altivas rocas? Leon. Si, Alvaro; pues sus embates, quando vienen mas furiosas del escollo, reverencian la firmeza victoriosa, y en leves atomos quiebra todo el furor que las forja. Asomase por lo alto una vieja. Viej. Agua va. Moch. Mientes, borracha, vieja, nariz de zanahoria, cara de tomate asado, porque es imposible cosa, que en tu casa tengas agua. Viej. Si el gran bergante à estas horas no anduviera por esquinas, quizas para cortar bolsas, Musica. no se la echáran á cuestas. Moch. Ese canto te responda. Viej. Tu lo pagarás, infame. Entrase. Alv. Qué es eso? Moch. La setentona de aquesta vieja vecina, que me ha puesto hecho una sopa. Leon. Alvaro, aqui no estás bien, véte á las rejas de esotra calle, que es mas escusada, que aun del alma mil congojas tengo que comunicarte. Alv. Tu aqui te espera. Moch. Esta es otra: mejor es vaya á enxugarme. Alv. Tu quieres que yo te rompa la cabeza. Leon. Tu, Lucia, aqui te queda de posta, à ver si mi padre viene. Luc. Puesto que me dexas sola, cantare, que esta es la seña con que al Rey aguardo ahora. Cant. De ver, que Filis llora, rie Cupido, él llorará algun dia de haberla visto. Moch. Lucia es esta que canta, y pues como yo está ociosa, quiero aprovechar el tiempo: Filomena, que melosa me estas confitando el alma. con esas voces de alcorza,

aqui tienes un Mochuelo, ave nocturna, que ronda del azucar de tu aliento la almibarada persona. Luc. Jesus, qué amante tan dulce! Moch. Soy natural de Lisboa, nací en un pilon de azucar, fue mi cuna una toronja, envolvieronme en jalea, y asi respiro melcochas. Luc. Pues yo soy de un limon agrio hija, por lo desdeñosa. Moch. Tanto rigor contra un triste? Luc. Calle, que el cantar me estorba. Cant. Esas lagrimas, niño, que Filis Ilora, centellas son de nieve, rayos de aljofar. Sale Perote. Per. Llocia en la reja canta, y otro acompaña la solfa en la calle. Moch. Hácia aqui vienen trecientas y mas personas, qué haré? Mas yo me resuelvo. Per. Ha, hidalgo? Moch. Santa Apolonia. Per. Esa reja. Moch. San Anton. Per. Ya me entiende. Moch. Santa Rosa. Per. Desocupe. Moch. San Pasqual, y la Letania toda. Per. Y que Perote, el Portero, se llo manda, basta y sobra. Moch. Perote es, pues pagarála, que es facil no me cocozca: seo Perote, usted ha de ser-Per. Qué oygo? Moch. El que despeje. Per. Moscas. Moch. Porque si no. Per. Berengenas. Moch. Yo sabré hacer. Per. Zanahorias. Moch. Que á cuchilladas. Per. Bunuelos. Luc. La pendencia está graciosa: Caballeros, caballeros, entre tan grandes personas, ante que todo es la dama, vedlo, que mi punto importa-

Per. Por mi .:- Moch. Por mi ::-Luc. Bien está.

Sale el Rey.

Rey. Puesto que Juan Pasqual ronda hasta muy tarde, y Lucia me estará aguardando ahora, como al enviarme esta llave me avisó, y el alma ansiosa no puede tener sosiego hasta conseguir la gloria de vencer el cruel, esquivo desden de Leonor hermosa, vengo á ver, si es que en la reja está. Moch. Otro bulto.

Per. Otra sombra, qué le parece à usted de esto? Moch. A mi malisima cosa. Rey. Mas dos hombres junto á ella diviso, que me conozcan no quisiera, por Leonor. Moch. Oye usted, la tal persona mira mucho. Per. Le parece

à usted caso de tizona? Moch. Yo por mi mas necesito de una colada á esta hora. Luc. Hermoso par de valientes!

Per. Pues voy á buscar la Ronda, ap corriendo, por esta parte. Vase.

Moch. Pues yo me voy per estotra. Vase. Rey. Aunque la calle han dexado; hasta que la seña oyga, no llego. Luc. Si este es el Rey:

mas sabrelo de esta forma.

Cant. Tempestad de verano, su llanto es bello, en suspiros y ojos, con sol y viento.

Llega el Rey.

Rey. Ella es : hasta oir tu voz estuvo el alma dudosa, Lucia, para llegar.

Luc. Haces bien, pues mi señora ahora estaba conmigo.

Rey. Y donde fue?

Luc. Cuidadosa está aguardando á su padre. Sale el Zapatero.

Zap. Aun de creer no acabo ahora la fortuna, que he tenido por la idea caprichosa

del Asistente, que el Rey tan justiciero se nombra, que me hubiera castigado: Aquesta es la calle propia donde maté á mi ofensor, no sé qué temor me asombra! Rey. Si Juan Pasqual no ha venido,

de que estás tan rezelosa? Luc. Por eso, porque no tiene para venir fixa hora; y paraque entrarais, fuera mejor que estuviera toda

la familia recogida.

Rey. Amor, los plazos acorta. Zap. Pero qué miro ? á la reja de Juan Pasqual una sombra, ya yo otras veces la he visto, quando espia cuidadosa era aqui de mi enemigo; pero esto á mi qué me importa? mas al fin curioso intento: 7 aquesta puerta me esconda, por si lo que hablan percibo.

Luc. Lo mejor fuera que ahora d.eseis lugar; que mi amo viniese, pues sin zozobra, estando quieta la casa, el entre es facil cosa.

Zap. Que pygo!

Rey. Pues no es mas seguro, si libre la calle notas de registros, que ahora entre, y en ese jardin me esconda, hasta que me avises tu.

Zap. Aquesta es traycion notoria, y vive el cielo, que ya, que deudor me reconozca á Juan Pasqual de la vida, que he de pagarsela ahora (pues de otro modo no puedo) con defenderle su honra.

Luc. Considera. Rey. Nada temas, que no hay ocasion mas propia paraque entre, voy á abrir.

Zap. Par Dios, que es mas peligrosa la materia; pues que llave de un postigo tambien logra: esto ha de ser, yo me arrojo: Caballero?

Rey. Quien me nombra? C 2

Zap.

El montañes Juan Pasqual. Zap. Esa casa tiene un dueño tan honrado, que le sobra ser de Sevilla Asistente, paraque de aquesta forma no profaneis sus umbrales. Rey. Qué haré, si arrojado estorba mi intento? sois su criado? Zap. Quien soy saber no os importa, mas sino el que yo lo impido. Rey. Ya es el castigar tan loca osadia fuerza, aunque esta ocasion pierdo ahora; de aqueste modo respondo. Luc. La reja cierro medrosa. Rinen, y cae el Zapatero. Zap. Muerto soy, ya mi delito castiga en la parte propia el cielo. Arriba la Vieja con un candil. Viej. Todo lo he oido: Vecinos, salid, que importa, que han muerto un hombre en la calle. Rey. No quiero que me conozcan: retirome. Viej. Este es el Rey: No el matador se os esconda. Vec. 1. Acudamos. Salen Vecinos, y quitase la Vieja. 2. Qué desgracia! Intélieu des 1. Esta fue traycion notoria; porque apenas escuchamos rumor de espadas. 2. La Ronda. Salen Juan Pasqual, Sancho y Ministros. Juan. Qué es esto? Sanch. Aqui han muerto un hombre. Juan. Un hombre á mi reja propia? Sanch. Y es el mismo Zapatero, que tu piedad hoy perdona. Per. Aquesta vez encontro de su zapato la horma. Juan. A donde está el delinquente? 1. Aqueso es lo que se ignora, al muerto solo encontramos. Juan. La diligencia fue pronta: por vida del Rey, que ahorque. quantos en la calle moran, si al matador no me entregan.

Vec. 2. Senor, fue imposible cosa;

pues segun la ley, salimos

à las voces presurosas

de la esquina. Juan. Traedla aqui, y retirad, antes otra diligencia, este cadaver: Retiran el muerto, y entran los Vecinos por la Vieja. de sangre llenas las losas de mis paredes? Sevilla temblará, para memoria, mi castigo. Vec. 1. Aqui está ya. Llega la Vieja. Viej. Señor, yo llego medrosa. Soy una pobre muger, que para ganar con honra mi sustento, estoy velando: de las aceradas hojas oi el rumor, y á la ventana saqué una luz presurosa: pero el matador sin duda alas de su miedo forma, pues á nadie ví en la calle. 1. Eso es imposible cosa. Juan. Llevadla al punto á la carcel. Viej. Ay, señor, misericordia, que aunque pobre tengo un nieto mandadero de unas Monjas, y soy de muy buena sangre. Juan. Llevadla. Per. Gran bellacona es la vieja. Viej. Por San Blas, por San Anton. Per. Lo que implora. Juan. Llevadla, que hasta que muera, si el homicida no nombra, no ha de salir de la carcel. Sanch. O qué ley tan rigurosa! Viej. Pues si eso ha de ser preciso, haced se aparte la Ronda, y escuchad. Juan. Sancho Pineda, retiraos: prosigue ahora. Viej. Pues, señor, á la verdad, yo vi la pendencia toda. Juan. Y quien el matador fue? Viej. No menos que la persona del Rev. Juan. Qué dices, muger? Viej. Que en el sonido que forman,

de una vecina; que vive

en esa casilla sola

crugiendole las rodillas, quando anda apriesa, en la ropa, y demas ayre del cuerpo, le conoci (qué os asombra!) á la luz del candilejo que saqué. Juan. A espacio, congojas: y el Rey, qué hacia en la calle? Viej. Lo que siempre, vela y ronda. Juan. Dime en esto lo que sabes: ap. apuremos la ponzeña al vaso. Viej. Senor ::-Juan. Secreto te guardaré en quanto oyga. Viej. Pues, señer, algunas noches he visto al Rey á estas horas hablar por aquesa reja. Juan. Con quien? Viej. Eso es lo que ignora mi cuidado: donde hay criadas, no os espanten esas cosas: lo que puedo aseguraros es, que vuestra hija está sorda á sus voces, porque tiene otro amor, que lo ocasiona. Juan. Otro amor? Qué es lo que escucho! buena anda, cielos, mi honra! y quien es ese galan? Viej. Don Alvaro es quien la adora, y á quien ella favorece; y este es el que entrada logra en tu casa. Juan. Calla, calla, que es un escorpion tu boca. Viej. Qualquiera vieja vecina, quien le ha dicho es otra cosa? Juan. Sancho Pineda ? Sanch. Señor? Juan. Aquesta muger importa, que à vuestra casa lleveis: no la dexeis que hable á solas con nadie, mas regaladla. Viej. Si me Hevais donde coma, qualquiera cosa es mi casa. Juan. Cuidado con que á persona no digas lo que ha pasado: haced que ponga la Ronda presos todos los vecinos, paraque empiece la forma del proceso por aquesta

diligencia que he hecho ahora;

á mi casa me retiro.

Sanch. Obedecerte me toca.

Vase Sancho, y los Ministros llevan á los
vecinos.

quan. Harto hago en disimular; mas es materia forzosa, que hay mucho honor de por medio, y fuera ignorancia loca, que al cabo de mi vejez yerre lo que mas importa: y gobernando a Sevilla, que sea mi casa sola la que gobernar no sepa: Aqui mi prudencia toda es menester; ni aun Leonor ha de saber por ahora lo que mi sileacio intenta: yo seré Juez de mi hoara, que el candil de aquesta vieja ha alumbrado muchos cosas. Vase , y salen Don Alvaro y Mochuelo. Alv. Bien me aguardaste ? Moch. Y muy bien, tu, el que me dexaste faiste, porque empeñado me viste. Alv. Empeñado tu, con quien? Moch. Con un exercito entero, que por la calle venia, y echarme de ella queria: pero yo enojado y fiero á estocadas le embesti. y aunque me costó mohina, nadie pasó de la esquina. Alv. Ruido de espadas senti; pero atendiendo á Leonor, sin saber que hubiese sido,

hui por no ser conocido.

Moch. Pues ese era yo, señor.

Alv. Pero aguarda, que al Rey veo.

Moch. Tambien suele andar rondando.

Alv. Divertido viene andando.

Sale el Rey.

Rey. Malogrose mi de eo, siempre en una y otra accion contrario el cielo me ha sido: mas que la muerte he sentido el perder esta ocasion: valiente era y arrojado, y solo el ser su homicida me alegra el que con la vida

pagó el pesar que me ha dado. Sale D. Mar. Señor, tan tarde vestido? Rey. Tarde es, y amanece ahora? Mar. Ahora amanece? Rev. La aurora para mi ahora ha salido. Mar. Si soy la aurora, es precisa cosa que salga á llorar. Rey. Pero en viendo el sol rayar, su llanto convierte en risa. Mar. La aurora espera á que el sol salga en su dorado coche, y yo al contrario, en la noche siempre aguardo su arrebol: y asi atendiendo á los cielos, prometen á mis querellas su firmeza las estrellas, pero su calor los zelos. Alv. Juan Pasqual viene, señor. Rey. A estas horas, qué habra sido lo que moverle ha podido? Mar. Y trae á su hija Leonor. Salen Juan Pasqual, Leonor, Lucia y Perote. Rey. Juan Pasqual, pues qué accidente

asi os trae tan alterado? Juan. Nada que os cause cuidado? pero oidme atentamente. Quando á Sevilla alterada, la sosiega mi justicia; quando su misma malicia vive quieta y sosegada, y quando (aunque yo lo diga) nadie se atreve, señor, aun al exceso menor á costa de mi fatiga: quando en rondas repetidas no sosiega mi desvelo, porque gocen sin rezelo haciendas, honras y vidas; ahora, porque mas me asombre, me pagan cuidados tales, junto á mis mismos umbrales, con darle la muerte á un hombre, como si acaso el sagrado de mi casa capaz fuera de que nadie se atreviera á hacer el discurso errado, no habiendo en ella otra dama, sino es mi hija Leono r.

de que la causa fue amor, contra mi opinion y fama: pues si yo á pensar llegára, quando tan favorecido soy de vos, que esto haya sido, prudente lo remediára: ved si es razon, que impaciente se queje ante vos mi labio de esta ingratitud y agravio. Rey. Y quien es el delinquente? Juan. No sé, porque aun de la suerte se ignora que sucedió. Rey. Este es el hombre, á quien yo acabo de dar la muerte. Fuan. El muerto á lo que se ve::-Rey. Esto tambien saber quiero. Juan. Ha sido aquel Zapatero, que por tema perdoné, con que si el caso repito, solo sé que el cielo justo asi mostró, que fue injusto el perdonarle el delito: para averiguarlo diestro ninguno la ley dexó en quien no se executó, hasta un Secretario vuestro, como en tal caso era igual, llevo preso. Per. Y yo lo fio. Rey. Como, siendo criado mio, os atrevisteis á tal? Juan. Cómo? Como jaro á Dios, que estaba entonces de talle, que si os encuentro en la calle, que tambien os prendo á vos: pues la vigilancia mia, para hacer la diligencia, ya prendió con advertencia quantos en la calle habia; y porque si a rigor pasa el examen que he de hacer, ninguno lo extrañe al ver, que no exceptuo mi casa, y no pueda formar queja quando mi intento colija, tambien he preso á mi hija, por si oyó desde la reja lo que pudo ocasionar el suceso que se ve, pues debaxo de ella fue; y asi os la vengo á entregar

presa, señora, pues cesa por mi parte ese cuidado, que yo iré muy consolado, con ver que sois su Alcaldesa. Mar. Yo gustosa la recibo, y a guardarla la prefiero. Leon. Vicestra esclava ser espero, que en un hado tan esquivo, es solo fortuna igual, señora, el que me ampareis. Juan. Ved, que me lo prometeis. Mar. Su guarda soy , Juan Pasqual. Rey. Hombre es de punto y valor. fuan. Bien con el Rey me he explicado. ap. Alv. Que sabe mi amor rezelo. Juan. Pues ahora Sevilla, os digo, ha de admirar mi castigo, porque es de mi honor el duelo. Rey. En la ocasion que se advierte, ap. Juan Pasqual no ha de poder, aunque mas haga, saber el agresor de la muerte, aunque de esta accion, rezelos me da á entender de su honor. Mar. Yo satisfare, Leonor, tus agravios y mis zelos. Juan. El delinquente esta vez ofendió con lo que pasa, á mi persona y mi casa, como Juan Pasqual y Juez; mas yo haré justicia, y tal, que á toda Sevilla asombre, y que dexe eterno el nombre del montañes Juan Pasqual. Rey. Qué decis? Juan. Que del suceso, para informacion mejor, que vaya importa, señor, Alvaro, á su casa preso. Moch. Mira ahora si es evidencia lo que te he contado, 6 no, el muerto es de los que yo despabile en la pendencia. Alv. Advertid ::fuan. No hay que mirar. Rey. Delante de mi ::- Juan. Señor, quando yo he preso á Leonor. no tiene nadie que hablar. Alv. Obedeceros pretendo. Vase con Mochuelor

Rey. No es ya lo que yo temi.

Mar. Leonor, bien estás aqui.

Leon. Yo á mi padre estoy temiendo.

Mar. Ven conmigo, y tu rezelo

sosiega. Leon. En ti mi temor

alienta. Mar. Vamos, Leonor:

guarde á vuestra Alteza el cielo.

Vance las dos.

Vanse las dos. Rey. Pues ya que tan arrestado por justiciero os teneis, veamos si mañana habeis aseas. el delito averiguado. Juan. Segun espero, si hare. Rey. Aunque fio esa verdad, lo que prometeis mirad. fuan. Yo se, que lo cumpliré. Rey. Con que hacer justicia vos prometers por cosa llana? quan. Y á que lo vereis mañana castigado, vive Dios; mas con condicion aqui, que no me habeis de culpar, aunque se llegue à quejar el delinquente de mi. Sanch. Qué pretension tan extraña! Rey. Aquesa palabra os doy. fuan. Pues alto, fama, que hoy os ha de admirar España. Rey. Lo que vuestro intento labrapodeis ahora mirar, que me tengo de enojar, si me quebrais la palabra. Juan. Qué justicia sin malicia haga, no me mandais vos? Rey. Si, Juan Pasqual. fuan. Pues por Dios, que tengo de hacer justicia.

### JORNADA TERCERA.

Salen el Rey, Juan Pasquel, Sancho
y acompañamiento.

Dent. voc. Plaza, que su Iviagestad
á dar audiencia ha salido.

Rey. Juan Pasqual, habeis venido
á muy buen tiempo, llegad:
porque si conmigo estais,
el acierto de la audiencia
fio de vuestra prudenciaJuan. Vos, como quien sois me honrais,

pero ya puede empezar á darle vuestro cuidado. Rey. Estando vos á ni lado, juzgo que no puedo errar. Llega un Letrado.

Letr. Yo, señor, soy un Letrado, que con trabajo molesto aqueste libro he compuesto, en el qual tengo cifrado quanto en comprar la viveza hasta aqueste tiempo ha escrito: el premio que solicito, es, servir á vuestra Alteza, dedicandole á su nombre; accion, que mi amor ofrece.

Rey. Decid, qué premio os parece, que le demos á este hombre,

porque á premiarlo me ajusto?

Letr. Nada ya mi dicha teme.

Juan. Señor, que el libro se queme.

Letr. Es agravio.

Juan. Aquesto es justo.

Juan. Aquesto es justo.

Rey. Pues en qué lo habeis fundado?

Juan. Aunque son justas las leyes,
que los Castellanos Reyes

á sus dominios han dado,
son ya tantos los Autores,
que sobre ellas han escrito,

que es proceder infinito
averiguar sus errores,
con que en los pleytos que afanan,
sin que jamas se concuerden,
tal vez los buenos se pierden,
y tal los malos se ganan.
Sobre el comprar y el vender,
este señor Licenciado,

quanto se ha dicho ha fundado: la ley dice, á mi entender, que el que una cosa vendiere entregue lo que tratare, y tambien, que el comprare,

pague el precio que pusiere; pues si es aquesto lo fiel, no es terrible necedad envolver una verdad

en diez manos de papel? De glosas las leyes llenas, en su variedad difusa, la multitud es confusa:

pocas letras, y esas buenas.

Letr. Aunque en tal seguridad opuesto siempre le escucho, callo, porque puede mucho la fuerza de la verdad.

Rey. En todo vuestra prudencia seguir mi intencion codicia.

Salen un hombre y una muger. Hombr. Justicia, señor, justicia. Mug. Clemencia, señor, clemencia. Homb. Señor?

Homb. Señor?
Mug. Señor (trance fuerte!)
Homb. A un hijo, irritada y fiera,

y a su marido, que era mi hermano, ha dado la muerte esta muger atraciado la muerte

esta muger atrevida. Rey. Qué docis?

Mug. Yo estoy mortal.

Homb. Señor, que con un puñal

á los dos quitó la vida.

Mug. En teniendo mas noticia
del suceso referido,
la piedad, señor, que pido,

se me debe de justicia.

Homb. Del delito, que refiero,
su voz derá testimonio.

Mug. Al segundo matrimonio llevé un hijo del primero: entre alterados enojos yo, que apenas (suerte impia!) del muerto esposo tenia enxuto el llanto en los ojos, con los afectos de madre, que amorosa duplicaba, en el hijo consolaba el malogro de su padre: reparando en mis cuidados tal instancia el nuevo esposo, dio en persuadirse zeloso, que le hurtaba los agrados: por la causa que se advierte, con inhumano rencor, él y su hijo, señor, al mio dieron la muerte, á mis ojos y en mis brazos, partiendome el corazon, vi á su cruel indignacion dividirle en dos pedazos, siendo su crueldad tan rara, que en tan grande tirania con la sangre que vertia,

me salpicaron la cara: La venganza de los dos pedí á Dios, mas quando fiel la sangre no está de Abel pidiendo justicia á Dios? Yo fingiendo quieta calma mi tormenta, quando el sueño se hizo de sus vidas dueño, teniendo suspensa el alma, animosa y atrevida, con el puñal, que en tal suerte dieron á mi hijo la muerte, á los dos quite la vida. Sin poderme detener, me precipitó el furor, esta es mi causa, señor: Si la vida he de perder contenta está la esperanza; pues sin que nadie lo impida podrán quitarme la vida; mas no, señor, la venganza. Rey. Causa tuvo su despecho; pero esto à vos toca hacer justicia de esa muger, como hallareis por derecho, porque hubiera yo mandado que ninera. Juan. Tanto rigor en esta causa, señor, lo tengo por demasiado. Rey. Será bien, que perdonada, se quede, y sin castigar? Juan. Eso era, señor, quedar Sevilla escandalizada. Rey. Pues si reparo prudente, qualquiera resolucion al castigo o al perdon, tras igual inconveniente: y asi, Juez os quiero hacer en el pleyto, que refiere, del modo que os pareciere, sentenciad á esa muger. Juan. Ya que en el lance que advierto, entre piedad y rigor equivoco, gran señor, está fluctuando el acierto, suspendiendome neutral, sin atreverme à librarla, ni tampoco a condenarla, aunque es el delito tal;

paraque cesen los daños,

que en el perdon estoy viendo, y en el castigo suspendo este juicio por cien años; y porque con mas noticia castigar pueda su exceso, traygan despues el proceso, que yo guardaré justicia. Rey. En otro caso, que apenas de este se diferenció, esto mismo sentenció el Areopago en Atenas. Homb. Si aquesto lo justo es, á no replicar me ofrezco. Mug. Tan gran favor agradezco, Vase. con arrojarme á esos pies. Juan. De la justicia en el fiel, la piedad es prenda real. Rey. Habeis hecho, Juan Pasqual, lo que os mande en el papel? Juan. Hoy juzgo está mas humano: ya en Sevilla se repara el Conde de Trastamara. Rey. Ya sé, que vino mi hermano. Juan. Otras prisiones, señor, que me mando vuestra Alteza. executé con presteza. Rey. Lo que es justicia, rigor no es. Juan. Solo ea tal crueldad, como mi afecto la adora, á la Reyna, mi señora, no se atrevió mi lealtad: el corazon se me arranca, apo al mirarla en riesgo instante. Rey. Llamadla de aqui adelante solamente Doña Blanca: en mi enojo convencida no está? Juan. Mire tu piedad, que es demasiada crueldad quitarla, señor, la vida. Rev. Del proceso que en razon de Blanca se ha fulminado, no consta, que se ha alterado Castilla por su omision? Juan. Esa verdad os confieso. Rey. Sin disputa, no es comun, que se sentencie, segun los meritos del proceso? Juan. Si, señor, esa noticia manificsta la verdad. Rey. Pues si eso es asi, callad,

El montañes Juan Pasqual. Sanch. Solo sabemos los dos Juan Pasqual, obrad justicia. ap. Juan. Accion es exôrbitante, la muerte; lo que ha de hacer llegando mi Reyna á ser: ignoro. ver de espacio es menester Juan. A fe, que ha de ver ap. negocio tan importantequien es Juan Pasqual, por Dios: yo castigaré el exceso, Sale Mochuelo. Moch. Don Alvaro, mi señor, y prevencion fue acertada, tener la vieja guardada este memorial envia. por resguardo del suceso. Rey. Está preso todavia? Rey. Pues á Alvaro es menester Juan. Indiciado en el rumor solteis. Juan. Senor .:de aquella noche y la muerte, Rey. No hay escusa. y con sospecha no escasa; Juan. No está la causa conclusa, aun se está preso en su casa. con que eso no puede ser. Rey. Y en qué estado de esta suerte Rey. Cómo que no, quando yo la causa está (asi lo incito) que aunque sois tan grande Juez, lo pido? Juan. Eso es otra cosa: vuestro gusto es ley forzosa, por lo menos esta vez á que no resisto yo, se os escapó ese delito. á ella mi afecco se humilla: Juan. La dilacion que se ve, Sancho, haced que Alvaro venga; no es que imposible lo halle: mas notificadle tenga yo os ofreci castigalle, por su carcel á Sevilla. y sé que lo cumpliré. Vanse Sancho Pineda y Mochuelo. Rey. Otros cien años pedir Rey. Eso no es salir de preso. podeis, como á la otra dais. Juan. Quien dice, que no lo está? Juan. Señor, si tanto apretais, Rey. Yo lo quiero. Juan. Eso será, obligareisme á decir, si lo merece el proceso. que no solo averiguado, Rey. No lo puedo yo librar? mas que el delito presente, Juan. Rey sois, pero aquesta vez, à no obrar inconveniente, despues de mi, que soy Juez, ya estuviera castigado. Rey. Juan Pasqual, pues á qué efecto, le podreis vos perdonar. Rey. Despues que vos? si el delinquente sabeis, Fuan. Ya lo oisteis. preso ya no le teneis? Rey. Por qué razon? Juan. Es persona de respecto. Rey. Dicen, que hablais con el diablo, Juan. Cosa es clara: y ya por cierto lo tengo. nada es antes que esta vara, Juan. Señor, quando á veros vengo, vuestro poder á ella disteis, que aunque el Rey hace la ley con todos los diablos habio. contra la humana malicia, Rey. Sin duda alguna ha sabido al tiempo de hacer justicia, el suceso, y justamente la ley obedece al Rey. de vigilante y prudente Rey. Qué astro dominante tiene, ap. el credito ha merecido: este hombre con mi valor, poned en la carcel luego que al irritar mi furor, al culpado, sea quien fuere. Juan. Vuestra Alteza considere::todo mi furor detiene:

Rey. Sordo estoy à qualquier ruego:

no habeis de exceptuar persona.

por vida de mi corona,

para hacer esta justicia,

que pues teneis la noticia

Juan,

Bien está, con brevedad

Rey. Hay tambien dificultad?

prended á Enrique.

Fuan. Al Infante?

id, y sin perder instante,

Juan. Nunca en la obediencia mia la hay para su execucion, esto es representacion de lo que resultaria: Vuestro hermano está querido en el Reyno. Rey. Eso es verdad. Yuan. En él qualquier novedad, hacerle mas atendido será solo. Rey. Y será bien, que con desleales desvelos, me dé en la corona zelos? Juan. Y será mejor tambien, que viendo al Infante preso, los que cotejen, señor, el justiciero rigor vuestro, temiendo su exceso, si hasta aqui disimulados, le animan á la corona, por defender su persona, se amotinen declarados: y mas, quando la nobleza está comprendida en ello? Rey. Hay mas de que en ningun cuello quede mañaan cabeza? Juan. Si os ajustais á esa ley, facil es el castigullos: pero despues, sin vasalida. de quien habais de ser Rey? Vuestro hermano está quejoso, no le trateis como á tal, la nobleza, en caso igual, os cuipa de rigoroso: honrad con afable muestra vuestros nobles, pues es llano, no descea de otra mano, lo que encuentren en la vuestra, sin tal calor vuestro hermano. que nada intente se infiere. y si acaso se atreviere, entonces el soberano poder use del rigor, sin que la piedad se tuerza, justificando la fuerza el desprecio del amor. Rey. Ya es declarado enemigo. Juan. Ahora entra bien el primor: hacedle amigo, señor. Rev. Executad lo que os digo. Juan. Valgame el cielo sagrado. á qué peligros se entrega

el que ignorante piloto al mar discurre abrir senda? Qué vano y qué satisfecho discurria allá en mi Aldea, que el gobernar á Sevilla era muy facil empresa: Juzgaba yo, que el poder humilla rocas excelsas, y que nada dificulta el que todo lo sujeta: pero ahora á conocer llego con tan claras experiencias, que mal gobernará un Pueblo, quien su casa no gobierna. Pues yo::-

Sale Doña Maria. Mar. Juan Pasqual? Juan. Señora? Mar. Aguardando en esa puerta á que el Rey se fuese he estado, y habiendo oido desde ella, que de la infelice Blanca la causa veais ordena, he salido á preveniros, que por muger, y por Reyna, y por pedroslo yo. atendois à sa sentençia. Juan Schora, el Rey es terrible, vuestros halagos le venzan, que vo sé lo que á mi parte toca hacer en la materia. Mar. Tantos dias de prision le bastan á su inocencia;

Mar. Tentos dias de prision le bastan á su inocencia; ved, que os lo vueivo á encargar; porque en ningun tiempo puedan decir, que Doña Maria de Padilla contra ella pudo proceder, sino solo para su defensa.

fuan. Vasallo soy, y segura
de un vasallo está su Reyna:
cuidadme vos de Leonor,
que Blanca segura queda.
Mar. Su guarda soy, ademas,
que Leonor es hija vuestra.
fuan. Sobre eso tambien, señora,
despacio hablaros quisiera.

Mar. Pues decid.

Juan. No puede ser
ahora, que la diligencia
de la prision del Infante

2

El montañes Juan Pasqual. no es paraque tiempo pierda: mas yo volveré. Mar. Yo aguardo. Salen Leonor y Lucia. Leon. Señora? Mar. Qué hay, Leonor bella? Leon. Quando por vos detendra su influxo mi cruel estrella? Mar. Pues que Don Alvaro ya de la prision está fuera, y tu su amor me has contado::-Leon. En vos mi esperanza alienta. Sale Mochuelo. Moch. Fuera, que sale un Mochuelo, volando á traer unas nuevas por ganar unas albricias.

Leon. Si son de que Alvaro queda libre de prision, prosigue. Moch. Vayan dos albricias fuera; pero tiene el padre Alcalde, y no es mucho que lo sepa. Leon. Esto no impide á que pague tu voluntad: toma. Moch. Venga: pero aqui estabais, señora? déme los pies, vuestra Alteza, y no diga al Asistente nada de aquestas materias, que me colgará de un pie. Mar. Qué le temes? Moch. Buena es esa, quien no le teme en Sevilla, si aun á los niños de teta,

á Juan Pasqual, y le tiemblan? Mar. Vente conmigo, Leonor, á mi quarto, que resuelta por Alvaro, quiero hables al Rey, para lo que intenta mi pecho, y el que está libre, y tu lo sabes, no entienda. Leon. Vamos: ha, cruel fortuna,

ayuda, pues eres ciega,

en lugar de coco, llaman

las ceguedades de amor. Moch. Lucia, nieta y biznieta, de la que salió al corral: era hora que hablar pudiera contigo treinta razones? Luc. Treinta? Moch. Y no quitaré media.

Luc. Contadas ? Moch. Sin faltar una. Luc. Tu ya eres hombre de cuentaAl paño Per. Valgate Dios por Lucia, que desde que de la Aldea veniste tan ocupada,. el hombre siempre te encuentra!

Luc. Antes que nada me digas; en qué paró la pendencia, que tuviste la otra noche?

Moch. Como no fueras parlera, yo te dixera, que fui el que dió la muerte fiera al Zapatero. Per. Qué oygo?

Luc. Qué dices ? Moch. Estame atenta. Quando yo iba, él venia, topamonos en la reja, quiso tomar la pared, como si tuviese beca: paréme y tosi; paróse. Yo que gasto poca stema, le dixe, à delante es Mayo: respondió no sé que fresca, y sacamos las espadas, y de primera á primera le di con la zumbullida, pidió confites por señas, y al zurrarle la badana, escurri yo la vaqueta.

Luc. Si lo sabe Juan Pasqual, no doy por tu nuez dos brevas. Sale Perote, y agarra á Mochuelo. Per. Sabrálo, si Dios quixere; pues su Portero me encuentra:

favor aqui á la Justicia. Moch. Perote, qué es lo que intentas? Per. Que os ahorquen, y que os den

una muerte zapatera. Moch. Pues soy acaso aceytuna? Per. Estamos con linda flema; y mi amo Juan Pasqual, que en la causa no sosiega, y tendrá ya en la plegaria escrito mas de una resma.

Moch. Perote?

Per. Aqui no hay Perote: venga á la carcel. Moch. Espera. Per. De aqui á tres dias cabales has de ser anima en pena, y habeis de andar en xacaras, como el zurdo de Antequera. Luc. Aquesto has de hacer por mi, Perote. Per. Mijor es esa,

y está el hombre, que los zelos por los cascos le rebientan. Moch. Pues hablemos claro, amigo; esto del Requiem æternam es negocio de morirse un hombre, quando lo piensa: yo tengo un diamante aqui, ... que baxando lo que quiera el Platero, que se baxe, mas de cien escudos quedan: si tu ahora por mi::-Per. Mochuelo, la rutilante limpieza de un Portero no se ablanda, aunque le tiren mas piedras ::yo tengo de hacer justicia. Moch. De rodillas por la tierra::-Luc. Por la tierra de rodillas::-Moch. Y con estas manos puestas::-Luc. Y con estas puestas manos::-Moch. Tengas piedad ::-Luc. Piedad tengas::-Per. Qué gran cosa es ser Ministro! Moch. Toma este diamante, y suelta. Luc. Ablandate, Rey Herodes. Per. Uno llora, y otro enseña, mas que ya me vo ablandando. Luc. No harás por mi esta fineza? Per. Yo caygo en la tentacion; hay algo en las faltriqueras, aunque sea plata mohosa? Moch. Limpias estan en conciencia. Per. Yo no fui interesable, aquesa sortija venga, y llevantaos vos y vos absueltos de culpa y pena. Luc. En mis brazos ::-Moch. A tus pies ::-Per. No quiero que me agradezcas acciones de mi hidalguia. Luc. Pues à Dios. Moch. A Dios. Per. Adviertan, que esto es solo, porque yo no le lleve ahora à la trena : pero no en quanto á que al punto à Juan Pasqual no de cuenta, de que es zapatricida. Moch. Qué dices ? Per. Que á la hora mesma

le vo á decir lo que he oido:

porque no quiero que entiendan, que mi justicia sobornan.

Moch. Cómo qué? el diamante venga.

Per. El diamante? Luc. Razon tiene.

Moch. El diamante ó las orejas.

Per. Favor aqui á la Justicia.

Moch. Toma favor. Per. Ay!

Moch. Pues suelta.

Per. Que matan todo un Portero,

favor.

Sale el Rey.

Rey. Qué voces son estas?

Per. Señor::- Moch. Señor::
Rey. Id de aqui.

Moch. Perote?

Per. Mochuelo? Rey. Ea,

idos, villanos, al punto.

Moch. El diablo, que se detenga.

Vanse los dos.

Rev. Lucia, escucha. Luc. Señor? Rey. Qué estado, saber intento, mi amoroso pensamiento tiene en la hermosa Leonor ? Luc. Sin cura tus ansias toco en tormento tan terrible. Rey. Por testarle lo imposible, pintan al amor tan loco: mira ahora entre los dos, qué hará luchando mi fuego con un loco, que está ciego, y con un niño, que es Dios ? Luc. Repara, que no es cordura empeñarte en este amor con tan terrible rigor.

Rey. No extrañes en tal locuraver, que mi amor persevera;
pues ciego y determinado
es caballo desbocado,
en medio de la carrera;
refrenalle es mayor daño,
quando en tal tiempo se ve;
corra, pues, ciego, hasta que
à la luz del desengaño
tire el velo á la pasion,
que despues de haber parado,
sentirá mas sosegado
el freno de la razon;
porque corriendo delante
ha de llevarse tras sí

quali

qualquier reparo, que aqui se le ponga por delante. Luc. Por lograr, lo que desean tus ansias, soy diligente. Rey. Parece, que viene gente:

retirate, no te vean.

Vase Lucia, y sale Sancho. Sanch. Deme los pies, vuestra Alteza. Rey. Qué hay, Sancho? Sanch. Ya obedecida

está vuestra orden, y libre Alvaro. Rey. Por vuestra vida, una verdad me decid.

Sanch. Cómo otra cosa podia decirle yo á vuestra Alteza? Rey. Está ya la causa escrita

de la muerte? Sanch. Si, señor.

Rey. Y en quien resulta 6 indicia el cargo? Sanch. Señor::-

Rey. Decid.

Sanch. No es posible que lo diga, porque estoy juramentado.

Rey. Con vuestro Reyno os obliga el juramento del Juez, porque es suprema justicia.

Sanch. Y si, como hombre de bien, Juan Pasqual de mi se fia?

Rey. No importa, porque tambien á mi por la razon misma

me podeis fiar el secreto. Sanch. Ese seguro me anima; pues, señor, vos sois el reo.

Rey. Yo?

Sanch. Segun se justifica, en vos el cargo resulta.

Rey. Y qué es lo que determina Juan Pasqual?

Sanch. Dice, que hoy ha de admirar á Sevilla su sentencia.

Rey. Pues callad, y el fin de tan nunca vista causa veamos.

Sanch. Sus caprichos para todo hallan salida.

Rey. Esta vez contra su Rey no ha de tener osadia.

Sanch. Pues, señor, si mi lealtad, si las mercedes continuas

vuestras, disculpan con vos el que una merced os pida; ahora que está mas humano, llego á buen tiempo.

Rey. Prosiga

vuestra suplica, que á todo mi atencion oye benigna.

Sanch. Pues, señor, yo fino amante, ha que adoro muchos dias

la peregrina hermosura

de Leonor.

Rey. De quien? Sanch. La hija de Juan Pasqual. Rey. Esto solo le faltaba á mis fatigas.

Al paño Doña Maria. Mar. Aqui está el Rey.

Al paño Leonor.

Leon. Considera,

señora. Mar. En vano replicas:

esto importa.

Sanch. Aunque su deudo soy, no me atrevo á pedirla si vos antes::-

Rey. Qué decis?

Sanch. Señor, que (yo estoy sin vida). ap. Rey. Cómo os atreveis? Mas no;

el enojo ahora reprima por no causarle sospecha: Sancho, y tiene esa noticia Leoner?

Leon. De mi hablan, qué es esto? Sanch. Hasta ahora, cruel y esquiva, ha despreciado mi afecto.

Rey. Pues teneis por vida mia ei partido adelantado.

Sanch. For eso de vos mis dichas espero. Rey. A muy buen puerto venis con vuestras fatigas; pues para casamentero sabeis tengo menos dicha, pedidsela á Juan Pasqual: aunque yo creo que aspira Leonor à mayor fortuna.

Sanch. Perdon es razon que os pida. Vase.

Rey. Harto reprimi mi enojo.

Sale Leonor.

Leon. Senor ? Rey. Mas : Leonor divina? Mar. Esto ha de ser de esta suerte. Rey. Prosigue.

Alv.

Alv. A besar venia, por mi libertad, la mano al Rey, pero qué averiguan mis ojos ! Leonor aqui? escucharé lo que diga. Leon. Generoso Rey Don Pedro de Leon y de Castilla, una muger infelice hoy á tus plantas invictas postrada, viene á valerse de tus piedades benignas: Alvaro Osorio, señor, por mi Aldea pasó un dia, y viendome, ya podreis colegir, sin que lo diga, los efectos que resultan de amor á la primer vista. Festejóme, y atendile, despues de aquella sabida edad primera de amor, de desdeñosa y esquiva: De aqueste modo gozamos en serenidad tranquila, sin zozobra, ni temor, las finezas permitidas al decoro de quien soy, esperando que propicia la suerte à Alvaro, le diese una herencia que litiga, con que á Juan Pasqual, mi padre, con menos duda pediria: y en caso que lo negára, con él me case atrevida: A aqueste tiempo, señor, mi padre vino á Sevilla, y este afecto como fuego se aumentó mas con la vista, y sin poder reprimir el volcan que el pecho aviva, resolvió Alvaro pedirme: pero aquella noche misma sucedió la infeliz muerte á mi reja y á mi esquina: á Alvaro prendió mi padre, quien duda con la noticia, de que continuo en mi calle le ha visto noches y dias: en el castigo, señor, dice, que de su justicia ha de dar memoria al mundo,

y admiracion á Sevilla: Yo temo á él un arrojo, y asi, señor, no permitas, que inocente Alvaro pague una muerte con dos vidas; pues primero que la suya, tengo de perder la mia. Alvaro solo en mi amor es culpado, él lo acredita, y quando el agresor fuese. no habiendo parte que pida, Rey eres, perdonar puedes, compadezcate afligida una muger, que su esposo te pide humilde y rendida. Alv. Qué es lo que Leonor intenta! Rey. Estatua de marmol fria he quedado: pero no, rayo ardiente son las iras, que el pecho abrazan á zelos: Leonor, nunca á la justicia puedo faltar: Juan Pasqual veré lo que determina, v despues atenderé tus penas : asi las mias atendieses. Leon. Vuestra Alteza, la injusta pasion reprima. Rey. En vano, Leonor, intentas. Mar. Ha, ingrato, aquesto queria ver. Rey. Si tu mano no templa este ardor. Leon. Advierte. Rey. Quita. Sale Alvara. Alv. Señor? Sale Dona Maria. Mar. Señor? Rey. Qué es aquesto? Alvaro, Doña Maria? Leon. Muerta estoy. Al paño sale Juan Pasqual. Juan. Qué es lo que miro? pero silencio, desdichas, hasta enterarme del lance. Alv. A besar solo venia vuestra mano. Mar. Porque yo tambien le tengo ofrecida la de Leonor. Rey. Qué decis? Juan. Prudente anda la Padilla, y yo he llegado á buen tiempo, por-

porque su arrojo reprima. Mar. Que el si tengo de su padre: y porque con honras dignas premieis, señor, los servicios - de Juan Pasqual en su hija, es he venido á dar cuenta. Rey. Volcanes el pecho vibra: pero esto ha de ser. Alv. Tambien á vuestra piedad benigna, rendido vengo á dar gracias, pues de la prision me libra. Rey. Pues venis muy engañado, porque Juan Pasqual escrita, dice, que os tiene una causa, y que libraros seria, hasta que ella sè fenezca, el faltar á la justicia, y asi: ola. Sale Sancho. Sanch. Señor? Rey. Llevad al punto á la prision misma á Alvaro. Alv. Señor. Leon. Ay triste! Juan. Aquesto es ya tirania: veré si estorbarlo puedo. Mar. Considera ::- Rey. Es precisa diligencia, y á tu ruego atenderé muy aprisa; pues será dandole muerte: 好力。 Llevadle. Alv. Estrella enemiga, si ha de templarte mi muerte, acaba ya con mi vida. Lievanie. Sale Juan Pasqual. Juan. Que es aquesto, señor? Rey. Nada, que á Alvaro, como deciais, os lo restituyo preso. -Juan. Pues ya, señor, fenecida, por lo que á esto toca, tengo su causa, y que de Sevilla salga desterrado es fuerza. Rey. Pues que se execute aprisa, que eso me parece justo. No ha dicho cosa en su vida Juan Pasqual mas á mi gusto. Leon. Cielos, hay mayor desdicha! Mar. Qué no le haya yo avisado! Juan. Pero antes será precisa cosa, con vuestra licencia,

que dé la mano á mi hija, como lo ha mandado mi señora Doña Maria. Rey. Como la mano? Mar. El me oy6. Juan. Pues hay algo, que lo impida, si yo soy su padre, y quiero lo que los dos solicitan? Rey. No; pero yo a Leonor tengo esposo de gerarquia mayor, con quien vuestra casa mas alto lustre consiga. Juan. Yo os estimo tantas honras: pero la vanidad mia Don Alvaro satisface: ellos se quieren ya ha dias; y siendo gusto de entrambos, no hay mas honra, ni mas dicha. Rey. Está bien, llevad con vos á Leonor, Doña Maria. Mar. Aqueste es cuidado mio: rayos el pecho respira. apo Leon. Muerta estoy. Mar. Nada te asuste, que yo he de cumplir mis dichas. Vanse. Rey. Ya estamos solos, y antes, que nada vuestra voz diga á mi, Juan Pasqual, me importa, que con secreto la vida quite's á Alvaro al momento, y por esto os impedia el casarle con Leonor. Juan. Está culpado? Rey. Es precisa cosa, pues mando matarle. Juan. No ignoro, honor, que es mi hija de Alvaro toda la culpa: pues cómo en vuestra justicia cabe, que secreta muerte se dé à publica malicia? Rey. Yo no os pido parecer. Juan. Desterrado de Sevilla sale ya, y tambien podeis alejarle hasta Galicia; que esto, y casarle es bastante castigo por vida mia. Rey. Yo á vuestra hija casaré. Juan. Ella no lo necesita; pues quando á vuestro servicio de Alvaro importa la vida, mejor esposo la aguarda. Rey.

Rey. A donde? Juan. En las Capuchinas. Rey. Disimular es preciso, que es honrada su osadia, mas yo lograré mi intento. Juan. Esta llama está muy viva. y crece en la oposicion: la cautela la reprima. Rey. Que hay de Enrique? está ya preso? Juan. Dos horas antes del dia, por el jardin esta noche se ha salido de Sevilla, en un caballo, que el viento no es posible que le siga. Rey. Qué decis? Juan. Que aseguraros con enfermedad fingida quiso, por poder librarse. Rey. Volcanes el pecho vibra; mas disimular es bien, hasta que el cielo permita mi venganza; mi corona dos Astrologos afirman, que las estrellas prometen á Don Enrique propicias, siendo mi mismo puñal el agresor de mi vida: mirad si bastante causa tengo para su ruina. fuan. Señor, quanto á cautelaros, estando siempre à la mira de sus intentos, es cierto, y diligencia precisa; pero creer esos delirios vanos de la astrologia, es hacer que en el temor se anticipen las desdichas, que acaso no os amenazan, 6 la experiencia lo diga, de tantos anuncios falsos, como se ven cada dia; porque la felicidad de esta ciencia, solo estriba, en que quando los demas cien mil verdades derriban con una mentira sola, esto al contrario, acredita con una verdad que acierte. mas de otras cien mil mentiras.

Rey. Dispusisteis ya la muerte de Doña Blanca? Juan. Querria, que antes, señor, me escuchaseis. Rey. Proseguid (ha, suerte impia!) Juan. Ya yo he pasado los Autos, y segun se justifica en ellos, mas que su culpa, es grande, señor, su dicha; pues si su delito es el que contra vos conspira, y el Rey no mueve su amparo, si de vos fuese querida, mandandole como Reyna, qué necesidad tenia de esta ambicion, claro está: luego la desgracia misma, de que vos le aborreceis, es su delito y su ruina. Condenandola se ve, sin que falacias admita, que la sentencia sin culpa, si porque tengo noticia, que està inocente la libro, tamb en la eleccion peligra: Mal haya amen el oficio, que á tales cosas obliga! Pero si el oficio es quien al riesgo me convida, con deponer el oficio el riesgo se facilita. Seis años ha ya que os sirvo de Asistente de Sevilla, y asi humilde, gran señor, os suplico de rodillas, provezis en otro el cargo, que mas atento le sirva: y no admire á vuestra Alteza mirar, que asi me despida: que si justicia he de haces en ocasion tan precisa, no quedando Blanca absuelta, no es posible hacer justicia. Rey. Vive Dios, que habeis de hacerla, sin que esa razon os sirva. Juan. No hacer justicia, señor, es modo de hacer justicia? Rey. La ley de vasallo y noble á la obediencia os obliga. Juan. Eso es quando la razon el dictamen justifica. Rey.

El montañes Juan Pasqual. Ray. Al que obedece, no toca disputar si es injusticia. Juan. Si, quando es Juez, que sentencia. Rey. Entonces hasta admitirla. Juan. Desde executor á Juez, hay distancia conocida, porque el Juez á cada uno, sin que excepciones admita, lo que es suyo le ha de dar; luego es cosa conocida, que si á Dios le he de dar cuenta de aquesta sentencia mia, que á mi me toca saber si es justicia 6 injusticia. Rey. Yo soy quien las leyes hace, supremo Rey de Castilla: luego es mi gusto, por quien se han de regir sus Provincias. Juan. Por esa misma razon es obligacion precisa, que el que establece las leyes, conforme á las leyes viva. Rey. Pues como tan arrojado os exponeis á mis iras? Juan. Quando el que tiene razon la mascara no se quita? Rey. No me servis de Asistente? Juan. Esta vara lo publica. Rey. Vuestras razones lo niegan. Juan. Mis lealtades lo atestiguan. Rey. Obedecerme, es servirme. Juan. Imposible ya se mira serviros y obedeceros en la ocasion referida. Rey. Por qué? Juan. Porque si el serviros á una injusticia me obliga, juro à Dios que es imposible, que en esto obedezca y sirva. Rey. Luego yo lo injusto mando? fuan. No apureis por vuestra vida: Confesor teneis, que allá vuestra conciencia dirija, que yo harto haré en mirar como tengo de salvar la mia. ey. Aunque en Juan Pasqual conozco

la razon y la justicia,

ya estoy resuelto, y la muerte

dare orden, sin que el lo entienda;

de Blanca es cosa precisa:

pues dexando suspendida esta materia: en qué estado, la causa del homicida del Zapatero teneis? Juan. Ya está, señor, fenecida. Rey. Y qué castigo habeis hecho? pues segun tengo noticia, decis, que con su exemplar ha de admirarse Sevilla, y vos me disteis palabra de que hoy se executaria. Juan. Todo, señor, lo he cumplido: pero permitid, que os diga, que esta es una de las causas, que tal vez los Jueces miran, atendiendo al delinquente; y en su dilacion la olvidan, y para mayor secreto el mismo proceso archivan-Rey. Vos me dixisteis ahora, que publica la justicia es del publico delito. Juan. Las circunstancias varian los casos: dad, pues, licencia, que en esto no se prosiga. Rey. Cómo qué no? La palabra habeis de cumplir, por vida de mi corona : esta vez he de ver si halla salida en lance tan apretado. Juan: A la resolucion mia todo este resguardo importa; pues si es preciso el cumplirla cumplidme vos tambien otra, que me disteis aquel dia. Rey. Bien me acuerdo os ofreci daros libre de las iras, delinquente de mi voz, ahora os lo ratifica. Juan. Pues venid, señor, conmigo, Rey. A donde? Juan. A la parte misma donde sucedió la muerte, que alli tengo prevenida la sentencia y el castigo. Rey. Vamos, pues, porque delira, ó no ha habido igual suceso. Vanse, y saten Sancho, Perote y Ministros. Sanch. La cortina esté corrida, como Juan Pasqual lo ordena,

y tomadas las esquinas
y calles con los Ministros.
Moch. Prevenciones peregrinas.
Per. Despeje.
Moch. Quien me lo manda?
Per. Todo un Portero no mira?
Sanch. El Rey ha llegado.

Dentro voces. Plaza.

Salen el Rey y Juan Pasqual.

Juan. Ya estais, señor, à la vista

del lugar, que os dixe: ahora

escuchad.

Salen Doña Maria de Padilla, Leonor

y Lucia. Rey. Doña Maria, qué es esto? Mar. Saber que con Juan Pasqual, señor, veniais, y venir á ser testigo de sentencia tan no vista. Juan. Pues, señor, ya de estos Autos os dixe, que se averigua el agresor, que esta muerte hizo, que se justifica por probarle, que se halló en la calle à la hora misma: testigo hay, que habló con él, y otro testigo de vista, que le vió despues de hecha la muerte, que se retira de la calle : Dexo ahora, si abrir la puerta queria en alguna casa honrada: pero siendo ya precisa la sentencia del castigo, encuentro por verdad fixa, que el reo está de aqui ausente, y como á tal, en su vida, y persona, obrar no puede toda la potestad mia, pues que mi jurisdiccion hoy solo alcanza en Sevilla: Y asi, pues, que como á tal, ya que el castigo le libra personal, no la sentencia, que à su persona es debida, y esta tambien atendiendo à la noble gerarquia de su calidad : á vos es forzoso se remita, ya que el reo no se entregue;

lo que hace la industria mia, es entregaros la estatua, y su causa fenecida, paraque en ella, señor, executeis la justicia.

Descubrese un nincho, y en el la imagen del Rey de medio cuerpo, fingido de piedra; y á la ventana donde se asomo la

Vieja un candil col-

Rey. Este es mi retrato.

Mar. Arrojo

fuan. Pues este es el delinquente, y yo el Juez, que de rodillas vuestro seguro os acuerdo.

Rey. Vive el cielo::-

Moch. Ahora le pringa.

Rey. Que no ha tenido Monarca,
entre quantos eterniza
la historia, Ministro igual,
ni que haya hecho mas justicia.

Alzad, alzad á mis brazos,
porque an ellos hogas dignas

porque en ellos honras dignas logreis; mas decidme qual fue aquel testigo de vista?

fuan. Ese candil y esa vieja, Sacala.

Viej. Y por quien del candilejo se ha de llamar esta esquina.

Rey. Pues por memoria del caso, tan nunca visto, en la misma parte esa cabeza quede, que publique esta justicia á los venideros siglos, por los dias de su vida: A esa muger daré renta; y vos sereis en Sevilla perpetuo Asistente, y quiero, que esa vara, que es la insignia del puesto, en la Catedral se ponga en la capilla, para memoria de vos.

Mar. Pues yo, señor:Rey. Nada digas:
traed á Alvaro al punto,
aunque Juan Pasqual lo impida,
que sé, que no lo hará ahora.
Juan. Quando no sirvió rendida

mi obediencia?

Rego

Rey. Ya vereis,
como mi enojo castiga.

Sale Alvaro.

Alv. Ya estoy, señor, á tus pies.
Rey. Mi injusto afecto reprima,
dadle la mano á Leonor.

Leon. Venturoso amor, albricias.

Alv. Y el alma le doy en ella.

Rey. Señor sois ya de dos Villas,
que la coy en dote.

regise cuation stains

Parent Alexa a sets broken

Real Pass per mamoria del 0220

all yet he kelling them by

and of him for said

Hen. Kara Santa

Links of the control of the

EDGLES OF STATE OF LEGISLO IS

Moch. Andallo.
Alv. Honras son de quien sois dignas.
Moch. Esta, Lucia, es mi mano.
Per. Esta es mi mano, Lucia.
Luc. Pues densela el uno al otro,
será boda nunca vista.
Juan. Porque con accion tan grande,
que eternos los siglos viva,
tenga asi fin el primer.
Todos. Asistente de Sevilla.

of an elegant pairs appropria

के को बाहर है जो का बाहर के प्रति है के कि का जी के कि जा कि के कि कि का जी के कि क

shirt was a life before

color bereaton of about

and the in and the

The same of one on the same the

# FIN.

Gon Licencia. Barcelona: Por Francisco Suriá y Burgada, Impresor.

A costas de la Compañía.